



The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

AUG 27 1992

## ALBUM DEL CORAZÓN

# Poesias de Antonio Plaza

CON UN PRÓLOGO DE

## JUAN DE DIOS PEZA



BUENOS AIRES

Maucci Hermanos é Hijos
RIVADAVIA, 1345

MEXICO

MAUCCI HERMANOS

PRIMERA DEL RELOX, 1

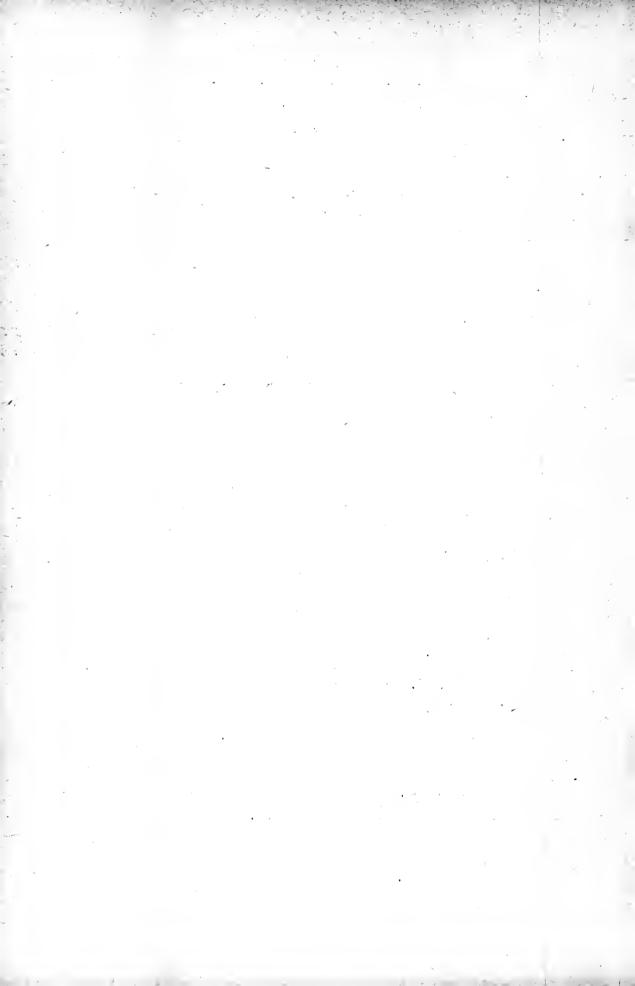

## ANTONIO PLAZA

Ser poeta, según afirma un escritor de fama, es sentir hondo, pensar alto y hablar claro, y cuán pocos de los que el vulgo llama poetas han cumplido con estas raras condiciones.

En materia de Arte, muchas son las escuelas; muchas las exigencias de los críticos; muchas las reglas que imponen los maestros, y, sin embargo, lo esencial en el artista no lo dan los libros, ni lo pueden repartir en las cátedras, ni se sabe en qué estriba el secreto de posesión en el individuo: la inspiración inmortal y sublime.

Aquel á quien no conmueva la hermosura, ni le cautive el sentimiento, ni le seduzca la más franca expresión de la forma, no será un artista.

La Belleza, decia San Agustin, es el esplendor del orden, y confirma esta definición la perfecta armonia que resplandece en todo lo bello.

Basta una columna, un frontón, un relieve cubierto por el jaramago ó la yedra silvestre, para adivinar el conjunto de un templo griego; ya sea el Partenón con todas sus tradiciones gloriosas; ya el angusto santuario de Júpiter, de aquel dios de cuya cabeza nació Minerva, derramando la luz de la sabiduría en los cerebros humanos.

Los poetas primitivos no tenían otro cuadro que la Naturaleza para desarrollar sus concepciones, y por esto son originales y asombrosos. Ninguno copiaba modelos gastados ó envejecidos; pues la Naturaleza, ese monstruo que, según La Bruyére, goza en devorarse á sí mismo, no envejece nunca, y, en cada nuevo sol, la aurora; el Océano; la soledad imponente de los bosques; las maravillas del cielo, sereno ó tempestuoso; los crepúsculos; el canto de las aves que convierten en arpas los árboles; el volcán con sus nieves eternas; las montañas con sus ventisqueros pavorosos, y las llanuras con alfombra de mieses cuajadas de espigas, todo cuanto decora y puebla nuestra vivienda universal, parece que nace en las montañas para esconderse y dormir bajo el manto estrellado de la noche. Admirables son los esfuerzos del que logra con el estudio cincelar lo mismo el mármol que la armonía ó la palabra. Habrá en sus obras todo lo que las reglas previenen; todo cuanto. los autores aconsejan; pero si le falta el alma, la inspiración, el sentimiento más puro y delicado, no arrancará una lágrima, ni una sonrisa de bondad, ni un suspiro de arrobamiento y se conformará con esta única recompensa: el frio aplauso de los doctos.

El poeta moderno; el cantor de las miserias presentes, de los vicios de nuestra sociedad, de las pasiones de nuestras almas nutridas en un medio de corrupción y de incredulidad incomparables; el trovador de las dudas, de las decepciones, del desencanto actual, no busca el sillón académico ni el «visto bueno» de las Universidades; sufre. se duele, se plañe, y lanza sus cantos á los cuatro vientos sin otro afán que el de ser comprendido por los que, como el, se encuentra enfermos de idénticos males.

Yo traté intimamente à Antonio Plaza, el aplaudido autor de los versos que aparecen coleccionados en este libro. Eramos él y yo dos amigos, no obstante la diferencia de edades. Acaso le fui interesante, porque en mi primera juventud fui un desencantado à quien deleitaban los cantos orgiásticos y las dudas incurables.

Antonio Plaza era oriendo del Estado de Guanajuato; nació en Apaseo el 2 de Junio de 1833, siendo sus padres don José María Plaza y doña María de la Luz Llanas.

Enviáronlo de niño á México, é ingresé en el Seminario Conciliar, donde sólo se cursaban las carreras Eclesiástica y de Jurisprudencia. El niño era precoz y liberal por instinto: así es que de aquellas anlas, de donde salieron Juan José Baz, Manuel Romero Rubio, Justino Fernández, Manuel Fernando Soto y tantos otros patricios de renombre, á defender la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, él salió para alistarse como soldado en las filas progresistas y en ellas sirvió hasta el año de 1861 en que se retiró con licencia y con un pie inutilizado por una bala de cañón en pleno campo de batalla.

Plaza esgrimió la pluma del periodista, defendiendo las nuevas ideas, y sus trabajos llenaron las columnas de El Horóscopo, Los Padres del Agua Fría, La Bandera Roja, La Luz de los Libres, El Constitucional, La Orquesta, La Pluma Roja, San Baltasar, La Idea y La Revista Mexicana.

Estos periódicos, en su mayor parte, eran las hojas volantes que encendía el fuego de la libertad en los corazones y que impulsaron poderosamente el movimiento revolucionario que modificó los destinos de nuestra patria.

En 1862, con el grado de teniente coronel, ingresó en el Depósito de Jefes y Oficiales y asistió después á las campañas de Querétaro, de donde vino con el ejército á la capital en 1867.

¡Ah, pobre amigo mio! Era yo un estudiante cuando me deleita ba con repetir algunas de sus estrofas:

> «Era mi corazón cáliz de llanto; del mundo en el vaivén quedó vacío, y aunque risa me da mi desencanto me duele el corazón cuando me río.»

Y aquella quintilla que todos nos sabíamos de memoria en el colegio:

> «Mi ilusión vertiginosa castigó el Supremo Ser; porque en mi flebre amorosa formé imbécil una diosa de quien sólo era mujer.»

Cantor de las amargas y negras decepciones, sin otre encanto que el de enconar sus propias heridas, de las cuales siempre ma-

naba sangre, lo vetamos, como los jóvenes españoles de su tiempo, han de haber visto á Espronceda.

Pocas son las cosas de vivos matices y aromas delicados que se pueden encontrar en el búcaro que forman sus composiciones, porque no se cuidaba de la forma ni le entristecía que le motejaran por escéptico.

Era exclusivamente cantor de sus propios sentimientos; parecia insensible á todo atractivo humano, y mojaba la pluma en la hiel de los desengaños, para trazar así, con caracteres de fuego, sus más amargas concepciones.

Muchas veces me reveló que no obedecía á preceptos de escuela; que nunca pudo nutrir su espíritu con la lectura de los grandes maestro, s y que, á semejanza de las aves, cantaba porque tenía la necesidad de cantar, sin importarle que la Gloria le diera sus lausos ó el Olvido le envolviera en sus luctuosos crespones.

Amaba inmensamente á sus hijos, de los cuales, Edmundo, el mayor, y á quien dedicó sentidísimos versos, acaba de morir el 21 de Noviembre último en Yokoama, pues era nuestro Cónsul General en el Imperio del Japón.

Plaza es muy popular, porque ha tocado la llaga que corroe los corazones, y ha dicho, con una valentía digna de su tiempo, en los altares cristianos, delante de la imagen de María:

«Aquí me tienes á tus pies rendido, y nunca mi rodilla tocó al suelo; porque nunca, Señora, le he pedido ni amor al mundo ni piedad al cielo.»

¡Pobre amigo mio! Lo encontraba yo, tarde por tarde, y jamás le vi doblegar la frente ante la miseria.

En los últimos meses del gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada, cuando á todos los escritores de oposición se les perseguia y se les encarcelaba, le dije, pensando que así aliviaria sus penurias:

- -Antonio, ¿por qué no fundas un periódico?
- -¿Para qué?—me respondió.—Combatir al gobierno será convertirme en presidiario, y adularlo, en estos momentos, sería tanto

#### DE ANTONIO PLAZA

como afeitar á un cadáver: se mella é inuliza la navaja y se desprestigia el barbero.

Y siguió resignado y pobre hasta el 26 de Agosto de 1882 en que murió, dejando huérfanos á tres hijos. Sus funerales fueron muy modestos; sepultaron su cuerpo en el panteón del Tepeyac (Villa de Guadalupe), y, como era natural, los periódicos le consagraron artículos llenos de sentimiento.

Los versos de Plaza han recorrido los dominios españoles, y algún encanto irresistible deben de entrañar, puesto que son tan buscados.

Dijo lo que sentía, herido por el mundo; desdeñado por la sociedad; minado por el hastío, y el que lea sus composiciones, tiene que recordar, al juzgarlas, que son amargas y amarillentas, porque así ha hecho la Naturaleza á las flores que crecen en los cementerios y en las ruinas.

¡Duerma en paz el poeta escéptico y adolorido! Yo encuentro detrás de cada estrofa suya una lágrima, y, como su amigo, la enjugo y la comprendo.

JUAN DE DIES PEZA

1899.

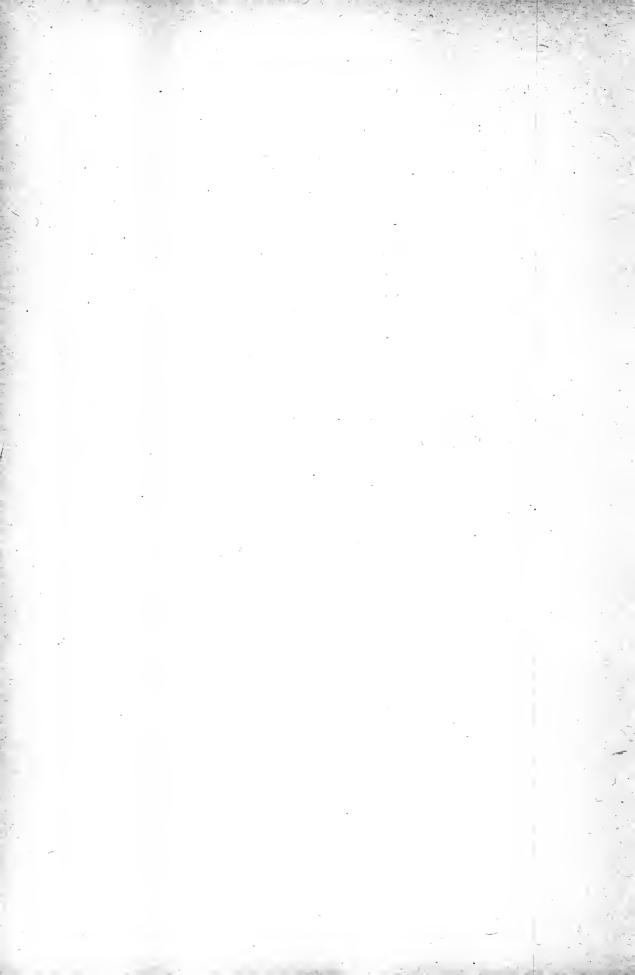



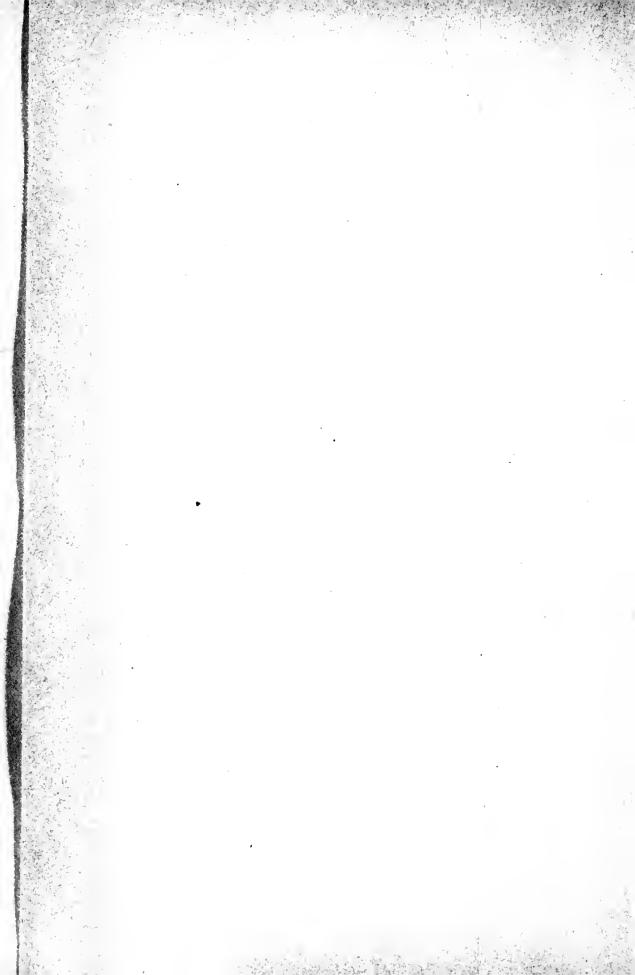

# POESÍAS DE ANTONIO PLAZA

## YO

#### SONETO

Me hizo nacer la suerte maldecida de sombra y luz conjunto inexplicable; que oculta en mi corteza despreciable arde un alma grandiosa y descreida.

Llevo en mi frente, do la audacia anida, un mundo de ilusiones impalpable; soy, en fin, un misterio impenetrable, que me agito en el sueño de la vida.

Por el cielo á sufrir predestinado, me llena el mundo da ponzoña y duelo; mas yo, siempre orgulloso y resignado, contra mi propia pena me rebelo, y, en cada golpe, al mundo malhadado doy mi desprecio, y mi perdón al cielo.

## DUERME NIÑO

A MI HIJO EDMUNDO

Como el alma enajenada en su calma lisonjera sólo venturas espera con inocente inquietud.

García Gutiérrez.

I

Niño de blondos cabellos, suaves como la sonrisa del querub, que para jugar con ellos desciende mansa la brisa del azul.

Tienes la faz agraciada,
brilla en tu frente preciosa
el candor,
y tu boca imaculada
húmeda es, cual de la rosa
el botón.
Niño que en lecho de piedra.
duermes en sueño profundo,

muy feliz: feliz, porque no te arredra lo que tienes en el mundo que sufrir.

Duérmete en dichosa calma,
niño puro cual celaje
del Edén;
duerme hoy sin que en el alma
venga el pesar su brebaje
á verter.

¿Sonríes?... ¡Estás soñando!
¡Quien nunca esos sueños supo
explicar!
¿Sueña, di, que estás jugando
de angelitos con un grupo
celestial?

11

Feliz tú que, durmiendo sin dolores, ves quizá suspendidos en gasa de vapores, abrillantados ángeles vestidos de un iris virginal con los colores.

Porque al primer albor de nuestra vida.
en el alma inocente
la ventura se anida,
y preciosa guardamos en la mente
de azul y grana la ilusión teñida.

III

Cuán grata en la edad del crimen,

y cuán triste es la memoria de aquella bendita historia, amarga, porque se fué

nuestra venturosa infancia donde la inquietud no cabe, porque uno entonces no sabe si es venturoso ó no es!

Sin duda el Rey de los reyes, con inefable cariño, para ver al primer niño en el cielo se inclinó,

y al mirar que en la inocencia hay goce tan sin segundo, dejó el cielo y vino al mundo niño también el Señor.

Bendita edad en que al viento lindas burbujas mandamos, y de una caña formanos un arrogante corcel;

é infatigables seguimos á las mariposas bellas, y platicamos con ellas y con las flores también.

Y sin que deseos impuros manchen nuestros pensamientos, siempre contentos, contentos, todo es gozar y gozar;

porque tenemos el alma llena de música y brisas, y lleno está de sonrisas tu reloj, ¡bendita edad! ¡Con qué placer en la noche, que á descansar nos obliga, una madre nos abriga de su albo seno al calor!

Y con ternura tan grande, que hasta el fanatismo toca, en nuestra frente coloca besos, puros como Dios.

Y con qué placer nosotros contemplamos inocentes las palomas imprudentes en torno á la luz volar;

ó ya quemando el azúcar, esperamos con anhelo las hebras del caramelo que vamos á devorar.

O ya embobados oímos, con interés que desvela, los cuentos que nuestra abuela nos cuenta, para dormir.

Y si en los cuentos hay flores, y gigantes, genios, hadas, y princesas encantadas, y palacios de zafir,

entonces vemos soñando. diáfanos, indefinibles, todos esos imposibles en nuestro redor vagar;

y miramos en la sombra ráfagas de luz de cielo, y en cristalizado suelo cintas de color rodar. Mas si la vieja imprudente nuestro candor amedrenta, porque la historia nos cuenta de alguien que á penar volvió.

y la imagen de ese muerto al dormir nos acobarda, al santo Angel de la guarda rezamos una oración.

Y nuestro sueño es tranquilo, porque el alma no se anuda de mañana con la duda, ni de ayer con el pesar.

Y si un instante lloramos es nuestra ventura tanta, que aun ese lloro abrillanta de la ilusión el cristal.

Y doquier la mente gire hace de flores acopio, que un lindo caleidoscopio tenemos siempre ante nos;

y bajo el brillante prisma de nuestra ilusión primera, ni la ventura es quimera: ni hay ocaso para el sol.

#### JΥ

Pero ¿más tarde?... Más tarde... ihorrible la vida es! el caleidoscopic arde, y nuestro sueño cobarde huye, porque sueño fué.

Que al venir años tras años sólo quedan, ¡santo Dios! de ese mundo en los escaños, ¡desengaños! ¡desengaños! que matan el corazón.

#### V

Tú que te duermes inocente ahora sin recuerdos que vengan á punzarte, sueña feliz en tu bendita aurora sin que el dolor se acerque á despertarte.

¡Ay de quien corre en pos de la ventura con la frente preñada de ilusiones, con el alma inflamada de ternura y el corazón de nobles pulsaciones!

¡Ay del mortal imbécil que delis con amigos, amores, idealismo; porque encuentra ridículo, mentira, encuentra la maldad, el egoismo!

Quien busca la verdad encuentra el odio traidor, rindiendo á la lisonja culto; porque el amigo tiene, como Harmodio, en bellas flores. el puñal oculto.

Quien nos parece amigo verdadero, si la fortuna llega á abandonarnos, es nada más un cómico embustero. que quiso divertirse y explotarnos.

Lo que se cree amor, es una llama

á cuyo luz un sér se diviniza, y al extinguirse su brillante flama, quedan sólo tinieblas y ceniza.

Porque la fiebre del amor concluye, tornándose en cansancio fatigoso, y la ilusión soñada se destruye al probar un deleite vergonzoso.

Y los que hablaron del amor, mintieron, que no existe el amor en que creímos; mentira es el amor que ellas sintieron; mentira es el amor que ayer sentimos.

Al apurar la hiel de estas verdades, miramos las creencias adoradas convertidas en locas necedades con adornos de baile engalanadas.

Aunque un resquicio de ilusión no sobre, aunque ame la virtud el alma necia, ¿de qué le sirve la virtud al pobre si hay una sociedad que le desprecia?

Y no se puede ni clamar mañana contra esa sociedad que nos devora; que si la sociedad es cortesana la debemos tratar como señora...

Pronto, niño, colmado de tristura. el mundo y sus quimeras maldiciendo, viejo, pobre, gastado, sin ventura, exclamarás, de cólera riendo:

'erdad! shonor! Risibles disparates,

palabras nada más, títulos vanos; la virtud tiene aqui veintiún quilates. y el honor diez dineros, veinte granos.

## FLOR DE UN DÍA

Yo di un eterno adiós á los placeres cuando la pena doblegó mi frente. Y me soñé, mujer, indiferente al estúpido amor de las mujeres.

En mi orgullo insensato yo creía que estaba el mundo para mi desierto, y que en lugar de corazón tenía una insensible lápida de muerto.

Mas despertaste tú mis ilusiones con embusteras frases de cariño, y dejaron su tumba las pasiones, y te entregué mi corazón de niño.

No extraño que quisieras provocarme, ni extraño que lograras encenderme; porque fuiste capaz de sospecharme, pero no eres capaz de sorprenderme.

¿Me encendiste en amor con tus encantos, porque nací con alma de coplero, y buscaste el incienso de mis cantos?... ¿Me crees, por ventura, pebetero? No esperes ya que tu piedad implere, volviendo con mi amor á importunarte; aunque rendido el corazón te adore, el orgullo me ordena abandonarte.

Yo seguiré con mi penar impío, mientras que gozas envidiable calma; tú me dejas la duda y el vacío, y yo, en cambio, mujer, te dejo el alma.

Porque eterno será mi amor profundo, que en ti pienso constante y desgraciado, como piensa en la vida el moribundo, como piensa en la gloria el condenado.

## DEJALA!

Toma, niña, este búcaro de flores: tiene azucenas de gentil blancura, lirios fragantes y claveles rojos; tiene también camelias, amaranto y rosas sin abrojos, rosas de raso, cuyo seno ofrecen urnas de almibar con esencia pura. Admítelas, amor de mis amores, admítelas ,mi encanto; que en sus broches de oro se estremecen

las cristalinas gotas de mi llanto, tibio llanto que brota del alma de una madre que en ti piensa, y por eso hallarás en cada gota emblema santo de ternura inmensa.

Una tarde Abril, asi decia, sollozante, mi esposa infortunada, á mi hija indiferente, que dormía en su lecho de tablas reclinada; y como Herminia, ¡nada! nada en su egoismo respondía á esa voz que me estaba asesinando: ¡Déjala!—dije,—tu dolor comprendo...>
La madre entonces se alejó llorando, y ella en la tumba continuó durmiendo.

### **UN PRODIGIO**

#### SONETO

En un ruín lugarejo bien lejano, Homobono los títeres movia, y á un muñequillo con primor hacía tejer piruetas y cantar. No en vano;

porque el público, en títeres profano, entusiasta, frenético aplaudía,

y el alcalde, creyendo brujería tal cosa, dijo al titiritero: ¡Hermano:

Posible es que ese mono que me encanta baile y accione, mas cantar en tono es un prodigio que en verdad espanta!

Humilde, entonces, respondió Homobono pero, señor, el mono no es quien canta, es mi mujer quien canta por el mono.

#### NO TE OLVIDO

¿Y temes que placeres borrascosos arranquen ¡ay! del corazón la fe? Para mí los placeres son odiosos; en ti pensar es todo mi placer.

¿Y temes que otro amor mi amor destruya? ¡Qué mal conoces lo que pasa en mí! No tengo más que un alma, que es ya tuya. Y un solo corazón que ya te di.

Aquí abundan mujeres deslumbrantes, reinas que esclavas de la moda son, y ataviadas de sedas y brillantes, sus ojos queman, como quema el sol.

De esas bellas fascinan los hechizos, néctar manan sus labios de carmín; mas con su arte y su lujo y sus postizos, ninguna puede compararse á ti.

A pesar de su grande poderío, carecen de tus gracias y virtud, y todas ellas juntas, angel mío, valer no pueden lo que vales tú.

Es tan ingente su sin par pureza, y tan ingente tu hermosura es, que alzar puede su templo la belleza con el polvo que oprimes con tu pie.

Con razón me consume negro hastío desde que te hallas tú lejos de aquí, y con razón el pensamiento mío sólo tiene memoria para ti!

Yo pienso en ti con ardoroso empeño, y siempre miro tu divina faz, y pronuncio tu nombre cuando sueño, y pronuncio tu nombre al despertar.

Si del vaivén del mundo me retiro, y ávido de estudiar quiero leer, entre las letras ¡ay! tu imagen miro, tu linda imagen de mi vida sér.

Late por ti mi corazón de fuego, te necesito como el alma á Dios; eres la virgen que idolatro ciego; jeres la gloria con que sueño yo!

#### UNA VERDAD

#### SONETO

Tranquilo el tonto en su moral penumbra vive feliz, porque su fe palpita; jamás la fiebre de saber le agita, ni la falta de luz le apesadumbra.

El sabio con la gloria se deslumbra, y entre la duda y el dolor medita; porque el talento es lámpara maldita que los horrores de la vida alumbra.

La tierra es para el tonto paraíso en que viene á medrar gordo y contento; y por la tierra el genie va indeciso,

triste, humillado, pesaroso, hambriento; que Dios formó á los tontos, porque quiso abatir el orgullo del talento.

## EL USURERO Y LA GALLINA

#### APÓLOGO

Erase un usurero dromedario, de fina garra y de talento romo, y no sé cómo al viejo estrafalario ocurrióle volar, sin saber cómo. Provisto de dos alas de buen cuero, por llevar adelante su tontera, fué á la cocina, se subió al brasero, dió un brinco, y... ¡tras!... rompióse la mollera.

Atronó con sus ayes la cocina, profiriendo blasfemias bien ingratas, y al oirlas, furiosa una gallina, que allí estaba ligada de las patas,

Cacareando le dijo: calle, abuelo, sufra el dolor y escarmentado quede, que dar esas lecciones suele el cielo, al que quiere volar y andar no puede.

Hay necios aspirantes donde quiera, que cuando suben llevan golpe insano, o al caer aplicárseles pudiera lo que dijo la polla al viejo vano.

## A LA MUSICA

HIMNO ESCRITO PARA UN COLEGIO

Culto á la Música rinda, tiernos niños, vuestra voz, porque la Música es lindacomo la frente de Dios.

Ι

Nuestro canto de gloria elevemos como aroma de Dios al altar,

y con grata oblación deifiquemos los hechizos de Euterpe inmortal.

Cuando el tedio á los hombres oprime con la música el tedio se va: es la música enviada sublime que revela un feliz más allá.

Culto, etc.

#### TT

Jamás nadie ha podido un momento resistirse de Euterpe á la voz; ¡con razón de su lira al concento á las rocas Orfeo conmovió!

Es la música el bello homenajo que le rinde el mortal á su Autor, y en tan lindo y sublime lenguajo se comprenden las almas y Dios.

Culto, etc.

#### III

Cuanto se oye, la música imita; con sus notas se puede escribir el estruendo del mar que se agita, el murmurio del lago feliz.

De huracán el tremendo bramido, el aliento del aura sutil, de la fiera salvaje el rugido y de mansa paloma el gemir.

> Culto á la Música rindu, tiernos niños, vuestra voz; porque la Música es linda como la frente de Dios.

## A GABRIEL GALZA

#### EN SU BENEFICIO

Hay hombres que viven buscando la gloria, sin gloria esos hombres no pueden vivir; pues quieren que en fastos que guarda la historia, escriba sus nombres la fama senil.

Mas guay de esos locos que en torpe delirio su frente coronan de abrojo y laurel! que siempre á la gloria precede el martirio, y el mundo al que aplaude lo estigma también.

Quien pisa del arte la senda vedada, y puede un aplauso doquier arrancar, es mártir proscripto, y su alma elevada del Gólgota forma espléndido altar.

El mundo está pleno de torpes farsantes; la vida es comedia de risa y dolor... ¿Qué somos los hombres aquí?...; comediantes! por eso el artista es mártir histrión.

La envidia á los genios rastrera se aduna; es ruido el aplauso y hierba el laurel... aquí no hay más arte que el de hacer fortuna; la gloria, es el humo que axfisia, Gabriel.

Si al orbe domina el tanto por ciento, el pobre es el paria, el oro es un Dios, payaso el artista, locura el talento, la escena picota, la fama ilusión. Mas tú, en quien se agita un alma que siente, que sufre, que lucha, que enseña también, audaz ambicionas ceñir á tu frente la excelsa corona de Talma y Lekein.

Por eso, olvidando martirio y dolores, en estos instantes, te sueñas feliz... al fin los abrojos se cubren de flores, aplausos nutridos resuenan al fin.

La gloria del arte tu estudio conquista, y encuentras más bella, hermano, tal vez, la humilde corona que ciñes de artista, que el trono que forma la gloria de un rey.

Prosigue... Si espinas te da el escenario, recuerda la historia sublime de Dios...; para ir á la gloria, se sube al Calvario...; jamás ha vencido quien nunca luchó.

## **DOLCE FARNIENTE**

#### SONETO

Feliz yo que tendido boca arriba, sin amo, sin mujer, sin nada de eso, ni me duelo de Job, ni envidio á Creso, ni me importa que el diablo muera ó viva.

Indiferente á lo que el docto escriba, en holganza constante me esperezo, y después de roncar, canto el bostezo, y después de cantar, Morfeo me priva.

Aquella maldición que Adán nos trajo de que al hombre le sude hasta su lomo; para comer un poco de tasajo,

por una chanza del señor la tomo; pues si yo he de comer de mi trabajo, entonces, ¡la verdad!... mejor no como.

## **CUENTO**

Erase un pueblo muy desgraciado de cuyos lares huyó la paz: en ese pueblo mandaba un indio, que bien un indio puede mandar.

Los padres curas de aquella tierra atesoraban riqueza tal, que su avaricia contó por cuentos lo que lograron atesorar.

Como es el oro en este siglo el dios que adora la humanidad, los adoraban como se adora al adorado Dios de Isaac.

Pero aquel indie, que era un hereje, quiso á los santos padres robar;

是大利

pero los santos, ebrios de ira, colgar quisieron al indio audaz.

Y regimientos y batallones formaron ellos con su caudal, para hacer guerra á los bandidos que aquel bandido pudo formar.

Y las legiones de los cruzados, y las legiones de la impiedad, en mil combates la sangre hicieron correr, cual corre manso raudal.

Y en los cadalsos y los combates doquier sembraron negra orfandad; en *Haceldama* trocóse el que era rico de frutos campo feraz.

Al fin el indio venció à los curas, y al fin quedaron sin capital: que al fin desdudos los dejó el indio como nos pintan al padre Adán.

Pero los curas vieron humildes á un rey altivo de allende el mar, y le rogaron que les mandara un reyezuelo, por caridad.

El rey altivo, á un reyezuelo mandó á aquel pueblo de Satanás, dióle soldados, oro y bajeles para que al indio pudiese ahorcar.

Mas aquel indio, que no era tonto, luego que supo que un majestad venía á su pueblo para colgarle dejó á su pueblo sin vacilar.

Ocupó el pueblo el rey parásito, y fué un remedo de Alí-Bajá, y los curitas lanzaron ¡Hurras! porque tuvieron corte imperial.

Mas el tesoro los padrecitos nunca volvieron á recobrar; porque el monarca siguió las leyes expropiadoras de su rival;

Pues aunque rubio el rey exótico era sin duda hereje asaz, y les curitas en la impotencia lanzaron ayes por chasco tal.

En tanto el indio desde muy lejos al rey intruso mandó sitiar, quien fué vencido en lid horrible y prisionero cayó además.

Como los indios nunca perdonan, al prisionero hizo matar, y su cadáver á otro monarca mandóle en prueba de su piedad.

La regia fembra del rey difunto volvióse loca, loca de atar; porque sus sueños se disiparon, que son los sueños humo no más.

Alegro el indio como aleluya volvió su pueblo á gobernar y su privanza dióle á un jesuita, y en eso dicen que obró bien mal.

Porque jesuita que clava el clavo queda al fin dueño de la heredad, é indio y jesuita forman, si se unen concubinato de Barrabás.

Indio y jesuíta en el gobierno hicieron tanta atrocidad, que hasta los suyos se rebelaron contra el gobierno de aquel Sultán.

El pobre pueblo tembló medroso, porque la guerra le hizo temblar; pero el indígena hizo algo bueno: murió, y su muerte volvió la paz.

Y muerto el indio quedó el jesuíta del indio muerto en su lugar, y al pueblo humilde en un programa prometió mucha felicidad.

A la esperanza los corazones abrieron todos con dulce afán, y hasta los curas esperanzados subieron todos á repicar.

Pero el programa salió borrego, porque el jesuíta, sin amo ya, sobre la tumba del indio exánime, ebrio de gozo bailó can-cán.

Después del baile se fué á la mesa con apetito de Bato y Bras y en ella come, y come y come, y come y come sin descansar.

Al ver su gula todos gritaron:
«¡Misericordia, Dios de Abraham!
Este no es hombre, este es un monstruo
que á todos juntos nos va á tragar».

Cuentan que el cielo oyó benigno de aquellos fieles plegaria tal, y que entre nubes bajó del cielo el milagroso San Baltasar.

Y que les dijo con voz tronante: \*Fuera temores, ¡voto á Caifás! que si ese monstruo tragaros quiere, mi lanza entonces lo evitará».

Y sigue el cuento; pero es cansado y me fastidia tanto contar, que de fastidio me estoy durmiendo, y mis oyentes se duermen ya.

## LOS HÉROES

SONETO

Héroes de carnaval, hijos mimados de la casualidad, siempre oportuna, en el poder os miro, sin que alguna admiración me cause, que menguados Los pueblos, desde tiempos olvidados fabricaron, si lógica ninguna, palacios, para audaces con fortuna, presidios, para audaces desgraciados.

Ya que al común sentido así se ofende, dando celebridad á ciertos nombres cuya grandeza ó pequeñez trasciende,

óyeme, sociedad, y no te asombres: tu estatura bajísima comprende quien mide el alma de tus grandes hombres.

## HORAS NEGRAS

Huyo la dulce sonrisa, Nació el saro ismo sangriento...

Coplero á quien inspira el desencanto, trovador sin futuro y sin amores, sobre la tumba de mis sueños canto al colocar mi búcaro de flores.

Odia el mundo mi canto descreído, el estigma social tiznó mi frente... cárabo de dolor, cada gemido me concita el sarcasmo de la gente.

Sin luz el alma la ilusión desdeña, el pesar no la irrita ni la abate, y ni la frente envejecida sueña, y ni el leproso corazón me late.

Repugna á todos mi fatal delirio, repelen todos mi sufrir eterno, que brilla en mi aureola de martirio la fatídica flama del infierno.

Devorado por negra pesadumbre lanzo en vez de sollozos carcajadas; porque de infame crápula en la lumbre arrojé mis creencias adoradas.

En aras de la fe vertí mi llanto; perdida ya la fe, busqué la orgía; pero el vicio acreció mi desencanto, y el vicio, la virtud, todo me hastía.

A mi gastado corazón de lodo nada, en fin, es capaz de conmoverlo, y perezoso, indiferente á todo, no puedo ser feliz, ni quiero serlo.

Mi vida ha sido decepción horrible, el mundo sin piedad ha envenenado mi corazón que, un tiempo tan sensible, no sufre al encontrar un desgraciado.

Y si me duelo del dolor ajeno mi risa burla ese dolor profundo, que si á mi corazón queda algo bueno me da vergüenza que lo sepa el mundo.

Cuando la pena torturó mi vida, la cruda pena la insultó yo mismo, porque soberbio disfracé la herida con el torpe descaro del cinismo.

En el albor de juventud sensible amaba todo, porque fui creyente; yo deliré buscando lo imposible y de mentiras se pobló mi frente.

Yo combatí con ánimo esforzado contra la saña de mi suerte adversa; pero en la lucha, atleta fatigado, sentí agotarse mi gigante fuerza.

Me presentó pensiles engañosos en su espejo ese mundo fementido, cual presenta cambiantes primorosos débil burbuja en su cristal fingido.

Yo también la ilusión vestí de gala del placer en los cármenes risueños, yo también de Jacob fijé la escala para subir al mundo de los sueños.

Soné con la virtud cándidos lirios y quise, necio, de ilusión beodo, subir á la región de los delirios; pero al querer subir, caí en el lodo.

Yo rebusqué sediento de placeres, de amistad y de amor las emociones, y turbas mil de amigos y mujeres vinieron á matar mis afecciones.

Al ver mis sintimientos chasqueados burlé yo mismo mi amoroso empeño, y ya no alcé castillos encantados sobre la base efímera del sueño.

De mi pobre ilusión asesinada los restos profanó mi ánima impía; porque el cadáver de mi fe burlada alumbré con las luces de la orgía.

Y di culto á ese mundo estrafalario, y en mi gastada juventud inquieta, vestido de arlequín subí al calvario y empapé con mi llanto la careta.

En irritantes goces crapulosos escarneciendo mi penar ingente, hice cabriolas y tragué sollozos, y lleno de ira divertí á la gente.

Mas penitente ya, sufro callando y consumido de letal tristeza, por la vía dolorosa voy cargando la ridícula cruz de mi pobreza.

Histrión á quien el mundo no perdona, heroe de carnaval, mártir maldito, un birrete de loco es mi corona y por túnica llevo un sambenito.

Y nutrido de negras decepciones, avergonzado en mi vejez, reniego del enjambre de locas ilusiones que acarició mi juventud de fuego. Ilusiones brillantes halagaban á mi edad juvenil, que yo maldigo, y sediento de gloria me agitaban sueños de rey en lecho de mendigo.

Soñé en la gloria con delirio tanto, fué tal la audacia de la mente loca, que la gloria de Dios, único y santo, á mi osada ambición pareció poca.

Mas Dios abate mi soberbia rara, y encuentro justa la expiación severa: que si la gloria que soñé alcanzara Satanás vencedor acaso fuera.

Fué mi sueño una rátaga ilusoria; no existe ese laurel que busqué loco, que para darme mi imposible gloria el orbe es nada, lo infinito poco.

Para pedir la gloria que yo anhelo es débil, impotente la palabra; que desván estorboso encuentro el cielo do el pensamiento audaz se descalabra.

Ya no me importa mi dolor presente, ya no me importa mi dolor pasado, el porvenir lo espero indiferente... lo mismo es ser feliz que desgraciado. Sólo ambiciono de fastidio yerto, cansado ya de perdurable guerra, al acostarme en mi cajón de muerto dormir en paz debajo de la tierra.

# CANTARES

'l'e adoré como ó una virgen cuando conocí tu cara; pero dejé de adorarte cuando conocí tu alma.

Cuestión de vida ó muerte son las pasiones, si alguien lo duda, deja que se apasione.

Las heridas del alma las cura el tiempo, y por eso incurables son en los viejos.

Los astros serán, mi vida, más que tus ojos hermosos; pero á mí más que los astros me gustan, linda, tus ojos.

## **INSOMNIO**

Todo está color de tumba; egoista el firmamento ha escondido las estrellas entre nubarrones densos

Disfruta, noche callada, la paz de los cementerios; y mientras que tú reposas, yo saturado de tedio,

de bilis y de cansancio dormir ¡oh noche! no puedo, que el alma llena de espinas no halla quietud ni consuelo,

porque mil ideas quemantes como víboras de fuego, impacientes se rebullen en mi excitado cerebro.

Salid, hijas del fastidio; me estáis picando los sesos, y quisiera estrangularos, porque mucho os aborrezco.

Idos, pues, aprisionadas en el corsé de mis versos, y no esperéis, necias locas, ir prendidas con arreglo

á las graves exigencias de los clásicos preceptos. Salid sin orden, desnudas, y os teñiré al ir saliendo,

con la baba que ennegrece el hocico del tintero, para que en la luz ridículas tropecéis con un maestro

que os vapule las espaldas, negras hijas de un coplero que su ridículo póstumo deja en desatinos métricos.

¡Cuán tristes ¡ay! son las noches que abortan en el silencio fantasmas que tienen vida con el calor del recuerdo!

Como la sombra oscilante de escasa luz que está ardiendo frente al velador, produce vagos fantasmas inciertos,

de seres que en nuestra historia una página escribieron; página que el alma oculta y está el corazón leyendo; que nuestras propias ideas dejan su cárcel de hueso y se nos ponen enfrente convertidas en espectros.

Yo, si fijo en el pasado absorto mi pensamiento, en la pared vacilar miro, fugaces, inquietos,

fantasmas que me saludan con estrambótico gesto, y aunque carecen de ojos, me están mirando, lo siento.

A tales fantasmas voy, sin querer, reconociendo á medida que los visto con girones de recuerdos,

que en un rincón de la mente puso la mano del tiempo fantasmás que perceptibles son más, si los ojos cierro;

porque los miro por fuera, como los miro por dentro; porque en la sombra son blancos y porque en la luz son negros.

Pasad, seres misteriosos, de la triste noche engendros: pasad sombras fugitivas que aborta el remordimiento.

¿Habéis alzado, quizá, la negra tapa del féretro, sólo para recordarme juveniles desaciertos.

Ilusiones que pasaron y creencias que se fueron?... ¡Idos en paz!... ya no soy el joven de locos sueños.

Que en bacanales impuras y amorosos devaneos, prodigó á los pies del vicio las flores del sentimiento.

Pasaron ¡ay! para siempre y en la nada se perdieron las bellas horas, en que el vino, el amor y el juego

Hacian hervir en mi frente fascinadores ensueños, cuando con alguna hermosa cambiando quemantes besos.

El adulador perfume del oriental pebetero, embriagaba mis sentidos en humo espiral subiendo. De aquellos placeres locos, nada queda... Ahora tengo la frente sin ilusiones, el bolsillo sin dinero,

Sin esperanza la vida y el corazón sin afectos: no soy aquél cuya alma ardorosa hasta el extremo

fué como chispa que brota del yunque de los infiernos: hoy, pobre, triste, impotente, soy un desgraciado viejo,

sin horizontes sin fuerzas, y á quien el destino acerbo encadena con harapos al poste del sufrimiento.

Pronto voy á descansar, el sepulcro no está lejos; años, orgías y pesares me empujan á él...; Por el cielo

que de este planeta inmundo salgo de fastidio lleno, porque la existencia en él es un continuo tormento! ¿Habrá sueños en la tumba? ¿y qué soñarán los muertos? ¿descenderán los fantasmas de la húmeda tierra al seno,

y así, cual celestes nubes forman caprichos diversos, en otras nubes de sombra flotantes crespones negros,

٤

fingirán al sepultado con lúgubre movimiento lápidas, tumbas y cruces, calaveras y esqueletos?...

¿Se duerme en el ataúd para despertar de nuevo? ¿también la muerte es mentira? ¿También se nace muriendo?

¿Tuve antes otra existencia? Entonces, ya he sido muerto, y de otra tierra en el vientre, quizá de gusanos feto

fuí, para venir al mundo que de corazón detesto. ¿Es el hombre, por desdicha, infatigable viajero,

cómico de lo infinito que hace papeles diversos, cambiando en cada planeta de traje, y tal vez de sexo? Cuando acabe mi papel en este sainete necio y cubra el telón de tierra mi pobre cadáver yerto,

¿iré bajo nueva forma á Saturno, á Marte ó Venus, para volver intangible evocado por un medium,

á decirle barbarismos anfibológicos, délficos? ¿Hay otra vida tras ésta? ¿Es la tumba en punto negro

colocado por la muerto entre la nada y el sueño?... Y que ¿cuando el esterior se lleva el postrer aliento

va á perderse en el vacío el espíritu?... No es cierto! Si fuera así, ¿para qué puso Dios en mi cerebro

un águila que atrevida con alas de pensamiento se remonta en un instante á la cumbre de los cielos,

y aun alli le falta espacio y aun alli le sobra vuelo? ¿Es la muerte nada más un letargo cataléptico? ¿Inmóvil en el sepulcro oiré zumbar el silencio?

¿Veré la luz de la sombra? ¿Lamentaré mi aislamiento? ¿Aprisionado en mi caja me tortuará el recuerdo

del sol, del aire y de las flores. y del claro azul del cielo? ¿Creeré que la que idolatro me olvida en brazos ajenos,

y quemará mi cadáver la horrible rabia del celo? ¿Me ocurrirá que mis hijos, pobres, débiles y huérfanos,

mendigan, jay! un mendrugo de pan humillante y negro?

¡qué! ¿me llevará el dominio á su detestable averno

para que arda eternamente con uñas y cola y cuernos, con cuernos, aunque me vaya á los abismos soltero?...

¡Oh Satanás, Satanás! yo condenarme no puedo, porque tu orgullo y mi orgullo no cabrían en los infiernos!... ¿Iré al Purgatorio entonces para estar alli sufriendo hasta que me saque el cura con sus responsos de á medio?

Me veré, ¡dicha inefable! en el diamantino cielo con alas en las costillas entonando un himno eterno?...

¿Qué es la muerte? ¡qué sé yo! ¿La vida?... no la comprendo. ¿Qué soy? ¿qué fuí? ¿qué seré?... Misterio, ¡siempre misterio!

Maldita sea la razón! la razón no es luz, es fuego; fuego que al quemar el cráneo vuelve ceniza el cabello.

¡Feliz el que no razona, feliz quien vive creyendo, feliz, feliz quien disfruta la dulce quietud del sueño,

sin que mil ideas malditas al brotar de su cerebro, se le coloquen en frente bajo la forma de espectros!

# **EPIGRAMAS**

Al cortarse un usurero las uñas, exclamó Lino: va á perder este grosero lo único que tiene fino.

Recortadas, las tiró saliéndose á poco rato; vino su gato, las vió, y le dió hipertrofia al gato.

Entraba un recién casado al taller de un peinetero, y oliendo á cuerno quemado se paró muy asustado á sacudir el sombrero.

Iban á matar un chivo, y Cenobio lo evitó.
Su mujer le preguntó:
«¿Para qué lo quieres vivo cuando es inútil así?»
El dijo entonces: «señora, lo que hago por él ahora mañana lo harán por mí».

Inés mira con enojo á Pablito el diminuto; pero el rico don Canuto ese sí le llena el ojo. «Qué tonta es mi hija Librada», dijo el buen Juan Acevedo; «sólo mi hija la casada »sa no se mama el dedo».

Casó la niña Villegas con un rico, sordo y mudo; porque resistir no pudo al poder de sus talegas.

## **EXTRAVAGANCIAS**

Regnun meum non est hujus mundi.
Josús du Nazarot.

T

Si la indolencia es tu norte, alma loca y atrevida; si no te importa la vida nada perderla te importe.

Deja que la muerte corte mi esqueleto baladí; porque extranjera ay de tí! en el mundo en que no cabes, lo que te falta no sabes, pero tú sobras aquí.

 $\mathbf{H}$ 

Reina altiva destronada que á los verdugos insultas y llanto de sangre ocultas, sufriendo incomunicada.

Ya que la suerte irritada te pone su faz tan seria, ojalá que la materia Dios á mi tumba la mande; porque te siento muy grande, y aquí no hay más que miseria.

## III

Tú á quien destino iracundo hace un infierno sufrir, puedes con Cristo decir: no es mi reino de este mundo.

Y qué ¿al dejar el inmundo planeta, en que los malvados son los bienaventurados, alma, irás á que te quemen á ese otro infierno que temen los espíritus menguados?

## IV

Tras de tu negra orfandad y tu negra pesadumbre, ¿irás al antro de lumbre por toda una eternidad?...

Levántate por piedad!

no te acobarde el averno
que si es tu destino eterno,
y eres tú soplo divino,
el aliento de Dios trino
¿podrá arder en el infierno?

V

Tu porvenir es de flores

A. Plaza. - 4

en ese tendal de estrellas, do tal vez alguna de ellas te encante con sus fulgores,

y quizá de tus amores cierre con su amor la historia... sacude la vil escoria, vete á la región bendita; porque Dios te necesita para que aumentes su gloria.

### VI

Muy pronto estarás allí, libre del sucio capuz, y bañada en mar de luz, de una luz que no hay aquí,

en palacios de rubí dicha inefable gozando, te espaciarás, encontrando, vaporosos y tangibles, esos mundos imposibles que te fingiste soñando.

## VII

Que tu vuelo se remonto águila regia, nacida para cruzar atrevida espacios sin horizonte.

Disponte á partir, disponte, que ignoro por qué delito en este cuerpo maldito, alma infeliz, te encadenas tú, á quien apenas, apenas podrá bastar lo infinito.

#### VIII

Dios que los astros enciende, te impuso por expiación solitaria reclusión, que alma á quien no se comprende,

es idioma que no entiende ninguno; luz eclipsada; vestal en vida enterrada; niña que de hambre expirando hace un esfuerzo gritando en el destierro, olvidada.

#### IX

¿Por qué con tanta ansiedad buscas lo desconocido? Dime, ánima, ¿qué has perdido en la etérea inmensidad?

¿No ves que tu vaguedad sirve á la razón de velo, y que tu febril anhelo risa insultante provoca?... ¡Alma infeliz!... si eres loca, busca tu jaula en el cielo.

# AÏ

(EN SU DÍA)

Junto á ti no mido el tiempo ni sé las horas contar, porque de cuentas no sabo quien sabe amar nada más; y los números no entran al bello Edén ideal, donde las almas unidas con lazos de amor están.

Por eso, mujer, ignoro, hoy que brilla tu natal, cuántas horas á tu lado pasé de felicidad.

Linda flor que en mi camino le plugo á Dios colocar, para que aspire mi alma su perfume celestial.

Eres tú, mujer preciosa, el blanquísimo fanal que los ángeles encienden de mi existencia en el mar.

Eres la maga sublime, que con tu amor divinal, lo imposible de mi sueño conviertes en realidad;

Porque en tu mirada puso Dios su poderoso fiat, y mundo mil de ilusiones tiene el poder de crear,

Por eso yo te idolatro con ternura sin rical; porque eres tú para mi lo que el gusto al paladar, lo que la luz á los ojos, lo que la frente á la faz, lo que la sangre á las venas, lo que al pecho el palpitar,

lo que al alma el sentimiento. lo que el acero al imán, y lo que el aire á la vida; que mi alma nada más

siente lo que tu alma siente, goza si te ve gozar; ¿por qué si mi alma y la tuya una sola forman ya,

parecen dos?—Porque somos espejo de cada cual, y es propiedad del espejo los objetos duplicar.

¡Oh! quién pudiera expresarte la inmensa felicidad que hoy disfruto, porque vives en la tierra un año más,

y porque te adoro este año más que el que ha pasado ya, y te adoraré el que viene más que éste que va á pasar;

que mi amor es una escala ascendente, sin final, y te amo, como nadie amó en el mundo jamás.

# **CRAPULA**

In vino veritas. Erasmo.

T

Dadme vino y barajas y mujeres. porque la vida se me va escapando; quiero reir en báquicos placeres, porque estoy con el alma sollozando; quiero soñar con Capua y con Citeres, que me está la razón asesinando; quiero con el licor beber la vida, quiero burlarme de mi fe perdida.

#### II

Quiero beber.—Estoy desfallecido y mi leproso corazón se entume. Cuanto puede sufrirse yo he sufrido; dejad que el vino mi cabeza abrume, que en la crápula estúpida me olvido de la vida real que me consume: dejad, dejad, que cínico, beodo, pierda al fin la razón quien perdió todo.

## III

Creí que mi ilusión era posible; pero hallé entre miseria y pobredumbre de la yerta verdad la faz horrible: hoy me devora negra pesadumbre, que al buscar en mi sueño lo imposible me desperté del Gólgota en la cumbre; y como Cristo en medio del tormento, os pido de beber... estoy sediento.

#### IV

¡Sus!... ¡á beher!... Decapitad botellas...
guerra al dolor, á la locura paso.
¡Choque el cristal!... las ilusiones bellas
en el fondo buscad de vuestro vaso...
¡Divinas libaciones! yo por ellas
me siento arrebatado hasta el Parnasc
como fué arrebatado de improviso
el hijo de Sabaca al Paraíso.

#### V

Baco, Noé, sublimes bebedores, titánicas figuras de la historia; coronados de bácaras y flores debéis estar en la celeste gloria.

De Baco á la salud brindo, señores, y de Noé bendigo la memoria; porque siento al beber que el alma crece, y lo grande pequeño me parece.

#### VI

Y brillan mis harapos humillantes, y levanto mi frente de maldito, enano que desprecio á los gigantes; infeliz que piedad no necesito; Job con regia corona de brillantes; gusano que me arrastro en lo infinito, cuando bebiendo mi corebro inflamo. ¿Quién más que yo?—como Satán exclamo.

## VII

Licor divino, amanación del cielo, galvánico motor de alma caída, fuego de inspiración, luz de consuelo, Bezoar contra el veneno de la vida: Tú das calor de la vejez al hielo, y finges dicha al que la ve perdida, Hossanna á ti, á quien el orbe ingento te consagra su culto reverente.

#### VIII

Es de dioses la sangre icor divino, según la tradición de los paganos, y la sangre de Dios vuélvese vino, aseguran católicos romanos.

Reveladme iniciados, por San Lino, de la cuba los místicos arcanos, y si queréis que yo me santifique predicad que en la gloria hay alambique.

#### TX

Servid licor.—Si en duelo fatigoso arrastráis una vida desgraciada, bebed con fe; el líquido precioso es piscina del alma desahuciada: en báquico espejismo primoroso yo miro una esperanza dibujada, y sueño un porvenir indeficiente, que brilla ante mi ephata omnipotente.

## X

Do quiera culto tributar se mira del Dios de Nisa al néctar soberano: por su kúmis el tártaro delira, y por el braga el indio siberiano; el saki al japones placer inspira; hace el neutle feliz al mexicano, y agradecido el Universo todo bendice á Baco al empinar el codo.

#### XI

Vaga el hombre por áspero camino soñando luz en la tiniebla obscura, y marcha, marcha errante peregrino sin voluntad, ni objeto, ni ventura: al antojo le arrastra su destino como arrastran los vientos la basura, que su propia razón le desorienta y sólo el vino su ilusión alienta.

#### XII

Somos en manos del destino loco lo que en manos del niño la pelota, es nuestra mente de ilusiones foco: al sentirlas morir, el vicio brota; y caen las creencias poco á poco como el agua destila gota á gota: yo que sufrí terribles decepciones encuentro en el licor mis ilusiones.

## XIII

Yo que presa de bárbaro ateismo á renegar de la amistad me atrevo, cuando bebo, depongo mi egoísmo, y hermano soy del hombre con quien bebo. Engañado por báquico espejismo el santo afecto de amistad renuevo. y de Diógenes quiebro la linterna al pasar el dintel de la taberna

## XIV

Yo dudo del amor, falso es en todo; el amor es un duelo en que uno muere; amor no es redención, es negro lodo, y jay de aquél á quien su harpón lo hiere! Más juicioso que amar, es ser beodo; mi corazón á la amistad prefiere, á quien sufre cual yo, le doy la mano, y bebe de mi copa y es mi hermano.

## XV

Renegad del amor.—Vivan las bellas copas, á las que doy sabrosos besos, porque en los labios cristalinos de ellas están los goces del Edén impresos.

Amo tanto las copas y botellas, que me llena de envidia hasta los sesos el mosquito sinóptico que boga en rojo vino, hasta que en él se ahoga.

### XVI

Quien nada espera ya, maldice al mundo, y nada espero yo, todo he perdido, sufre el alma tormento sin segundo.

El licor es un bálsamo querido que hace olvidarme de mi mal profundo.

Viejo, enfermo del alma, descreido, sólo vivo, lo juro sin empacho, con la vida ficticia del borracho.

## XVII

Allá en mi juventud de fuego llena, volaba audaz mi fantasia de loco, cual vuela el grano de caliente arena arrebatado en alas del siroco: mi alma, otro tiempo compasiva y buena, emponzoñada ésta. La verdad toco, y bebiendo, bebiendo soy felice Maguer la sociedad se escandalice.

#### XVIII

Sociedad exigente y corrompida; lujuria en el altar santificada; severa mojigata descreída; Safo, de Sor Teresa disfrazada; ramera, de pudor enrojecida; reina loca, de cieno coronada; adúltera que audaz alzas el dedo, yo, ni borracho, respetarte puedo.

# **ABROJOS**

Ι

Siempre desgraciado fuí; desde mi pequeña cuna, á la incansable fortuna de juguete le serví;

la noche en que yo nací tronaba la tempestad, y alaridos de ansiedad la gente aturdida alzaba; porque el cólera sembraba el terror y la orfandad.

## TT

¡La niñez!—edad que vela el ángel de las sonrisas, y entre flores, juego y brisas sin sentir el tiempo vuela.—

Esa edad amarga estela deja sobre mar de llanto; porque sufri tanto, tanto, en aquella edad de armiño, que en mis recuerdos de niño comienza mi desencanto.

#### III

Vino después otra edad, y pasiones irritantes se alzaron como bramantes olas en la tempestad.

Me desbordé en la maldad, cual se desborda el torrente, y entre crápula indecente, y en indecentes amores, sequé del alma las flores, cubrí de sombra la frente.

#### IV

En mi tormento prolijo, al cielo á veces acudo; pero ¡ay! el cielo está mudo para el hombre á quien maldijo.

En vano, en vano me aflijo por la esperanza extinguida, y aunque mi ya envejecida frente, de pesar se abrasa, no vuelve la edad que pasa, ni vuelve la fe perdida.

## V

Tiene luto el corazón como de noche el desierto, y, como toque de muerto, tristes mis cantares son.

Es fúnebre panteón la fatigada memoria; donde en ánfora mortuoria vino el tiempo á recoger las imágenes que ayer fueron el sol de mi gloria.

## VI

Nutre incisivo sarcasmo mi sonrisa de amargura, y es el pecho sepultura donde yace el entusiasmo.

Presa de horrible marasmo desfallece el alma impía; y en fatal melancolía, y en estúpido quietismo, parece que en mi ser mismo hay un germen de agonía.

### VII

Inclino con desaliento, entre brumas de tristeza, la encanecida cabeza que rasa el remordimiento.

Y hostigado hasta el tormento, de la mundana balumba, grito, con voz que retumba cual rayo que lumbre vierte: ¡Abreme tus brazos, muerte! ¡Trágate mi cuerpo, tumba!

# **AMOR**

¿Por qué si tus ojos miro me miras tú con enojos, cuando por ellos deliro, y á la luz del cielo admiro en el éter de tus ojos?

Cansado de padece y cansado de cansarte, y queriendo sin querer, finjo amor á otra mujer con la ilusión de olvidarte.

No es mi estrella tan odiosa: que en fugaces amorios, como ave de rosa en rosa yo voy de hermosa en hermosa, y no lamento desvios.

Pero el favor de las bellas irrita más la pasión que ardiente busca tus huellas, y al ir mis ojos tras ellas, vuela á ti mi corazón.

Así un proscrito tenía goces en extraño suelo, y volvió á su patria un día por mirar en su agonía la linda luz de su cielo.

De ti proscrito y dejando las rosas por tus abrojos, vuelvo á tus pies suspirando, por mirar agonizando la linda luz de tus ojos.

# Á UNA JALAPEÑA

#### SONETO

Dicen que es tu alma, noble Clementina, ardiente y pura como luz febea, que la gloria del ángel centellea en tu mirar de fuego, que fascina.

Dicen que el ave que en el bosque trina te dió su voz con que al mortal recrea; dicen, en fin, que evcede á toda idea tu hermosura suprema, que domina.

Ya que formas un tipo sin segundo, ven á brillar al mexicano suelo, aunque entre sombra, con dolor profundo,

quede sin ti Jalapa en desconsuelo, cual quedara sin luz el ancho mundo, cual quedara sin Dios el claro cielo.

## DIOS

Espíritu de fuego sagrado y rutilante, tu voz la voz domina de ronca tempestad, y soles mil coronan tu frente de gigante, y brilla en tu mirada excelsa majestad.

Señor, tú eres antes que todo lo creado, antes que fuera el tiempo, Señor, ya eras tú, el ser de gloria lleno tú solo te lo has dado, tú solo te formaste de tu espléndida luz.

Señor, eres más grande que todo lo que existe; la cima de los astros es sima para ti: Señor, tú de la nada al orbe suspendiste, y pléyades brillantes colgaste en el zafir.

Es tu dosel de estrellas, de luz es tu palacio; irradia luz de gloria tu espíritu inmortal; eres quien desplegaste el viento en el espacio, eres quien extendiste las aguas en el mar.

Tú eres, Dios divino, el Dios omnipotente; los cielos y los mundos brotaron á tu voz; un límite le puso tu voz al mar ingente, y al hombre, dios pequeño, tu soplo le animó.

Retiemblan, si te irritas, los ejes de los cielos; el rayo se estremece, el sol cubre su faz; humillan las montañas su frente hasta los suelos, las fieras dan rugidos, solloza el huracán.

A tu voz imperiosa los astros se obscurecen,



Bajo el ciprés doliente que vigila

. . ες **, , ς**, • 1 .

. . . . . . .

Se rasga de los cielos el diáfano zafir; los mundos se desquician, los mares desparecen, el sér vuelve á la nada, si lo mandas así.

Tú eres la luz sublime del cielo y de la tierra. eres principio eterno de sempiterna luz; eres la vida sola de cuanto el orbe encierra; ante tí todo es nada, porque eres todo tú.

Los pueblos y los reyes desfilan presurosos, y tiempos sobre tiempos se hacinan á tu pie; y en nada convertidos, se pierden silenciosos en ese mar de sombra, callado, del no ser.

Eres tú sólo eterno, omniscio, impenetrablo, son nube pasajera los siglos ante ti; ninguno te conoce, que tú eres impalpable, pero doquiera se oyo tu nombre bendecir.

Señor, eres el *Eter* que Zenón adoraba, el «Todo» que Pitágoras sumiso veneró, el *Ser indestructible* que Platón deificaba, la *Universal justicia* que soñó Cicerón.

Tú eres el Jehová del pueblo de Judea, y del remoto chino tú eres el Xantí; eres el sol brillanto que á Cartago recrea, eres del persa el fuego, en él adora á ti.

Eres el Dios que adoran los astros y las nubes, un himno te levantan los vientos y la mar; la flor te da su aroma, su canto los querubes, las aves te consagran su trino matinal.

Tú diste á la oropéndola su traje de colores,

A. Plaza.

capullo á los gusanos, á las abejas miel, á las arañas tela y/púrpura á las flores, cubil á los leones y las aguas al pez.

Del arca de Noé la brújula tú fuiste, y tu brazo detuvo el brazo de Abraham; libraste á Lot del fuego que en Sodoma encendiste, de la ballena libre salió por ti Jonás.

A Moisés de las aguas del Nilo tú salvaste y le hiciste de un pueblo manumisor feliz; tu Código en las Tablas por dárselo grabaste, tus rayos coronaron de luz el Sinaí.

Eres quien dió la ciencia infusa á los profetas, que el velo del futuro lograron levantar; por ti ellos inspirados, sublimes y poetas, al orbe predijeron grandiosa una verdad.

Hiciste al Nazareno el Sabio entre los sabios, por ti brilló en su frente de redención la luz; y aunque con vil brebaje humedeció sus labios, el héroe del martirio, el ángel de la Cruz.

Oró por sus verdugos con santidad extrema, y en hórrido tormento morir supo cual Dios: por eso ante la Cruz, de opropio un tiempo emblema, humilde y de rodillas la humanidad cayó.

A ti, Dios de los hombres, cuya eternal historia

escrita con tu sangre en el cadalso fué; sublime ajusticiado, monarca de la gloria, que fuiste de los hombres la víctima también;

á ti, raudal de soles que inmensos reverberan doquier mutiplicando sus rayos mil y mil; á ti, la eterna dicha que los hombres esperan, á ti del alma eterna, eterno porvenir;

á ti, Señor, te ruego con ánima gastada, que de mi tumba obscura la puerta se abra ya: arrastro una existencia, maldita, desgraciada, mis horas son más negras que el alma de Satán.

Pobre mártir, obscuro, coplero estrafalario, un cáliz de amargura también apuro yo; y, como Cristo el justo, también hallé un Calvario, y sufro aquí tormentos que nunca El conoció.

Es un presente horrible la vida que me diste, la vida tan amarga que yo no te pedí: Señor, ya no soporto la vida mustia y triste; devuélveme á la nada... ó llévame hacia ti.

## A UNA EX BELLA

¿Eres tú?... ¿Eres tú la fada hermosa á quien rendí mi corazón ingente? ¿Eres aquella peregrina diosa que despreció mi culto reverente?... ¿Vade retro! ¡infeliz!... vieja asquerosa, negro cadáver de ilusión ardiente poema de un amor santo, divino, forrado en indecente pergamino.

¡Oh cuánto, cuánto padecer me hiciste y con cuánta vileza me engañaste!

De mi llanto de fuego te reiste, de mi fe candorosa te burlaste.

Todo al fin acabó... tú lo quísiste, que en la senda del vicio te arrojoste, y has encontrado en esa cloaca impur una vejez infame y prematura.

Tu boca ayer fragante como rosa, depósito de perlas inocentes, Se ha convertido en cueva tenebrosa donde bailan un par de flojos dientes; y tu crencha tan fina, tan sedosa, es ya mechón de canos indecentes; ¿y así te amaba yo?... ¡terrible chasco! si le que inspiras tú es sólo... asco.

Pobre mujer, en tu vejez temida, en la horrible vejez que da coraje, eres muerta ilusión, fruta podrida, árbol seco, cenizo, sin ramaje; mariposa en gusano convertido, pavo real desnudo de plumaje: y qué ¿tu porvenir no te acobarda?... vete ¡por Dios!... el hospital te aguarda.

\* \*

Como el viento, fugaz es la hermosura; es el lujo fantástica quimera: Las flores se convierten en basura, los trajes van á dar á la hilachera y la epidermis de sin par blancura es el forro de horrible calavera, y los ojos brillantes, primorosos, se vuelven agujeros asquerosos.

## SU RECUERDO

## CANCIÓN

Bajo el ciprés doliente que vigila de tus restos la tumba funeraria Quiero elevar mi férvida plegaria al trono del Señor.

Fué tu cuerpo clavel que al rayo ardiente del sol, desplega el rojo terciopelo, y marchito después por cano hielo se dobla sin color.

Tu alma es la bella mariposa, que dejó su crisálida sin pena, por elevarse de atractivos llena al cielo de zafir.

Allá do moras en eterno alcázar, unida á tus hermanos los querubes, al que reside en opaladas nubes suplícale por mí.

## SIN FE Y SIN AMOR

Ι

Arrastro una vida de luto y dolor; á todos les choco, me choco hasta yo;

y todos los hombres me excluyen, que soy en medio de todos maldita excepción.

Encina tronchada del viento al turor, mi copa gigante la tierra besó.

Murió la esperanza, murió el corazón, que grande, hervoroso, un tiempo asiló excelsas virtudes y vil corrupción.

Virtudes y vicios luchando perdió, y amorfo, sangriento, cadáver es hoy que duerme en la tumba, sin fe, sin amor.

II

Mis horas cubiertas de negro crespón, pesadas, iguales, rodar miro yo.

Esferas de sombra que bajan, y son como almas que bajan malditas de Dios, al orco, de horrores eterna mansión.

Si aulla doliente el alto reloj, yo te oigo, lo mismo que el grito de horror que arroja quien sufre tormento feroz;

como eco lejano
de agudo esquilón
que dobla, pidiendo
piedad al Señor,
para un bandolero
que en la horca expiró,
como ese gemido,
ese ¡ay! de dolor
que da al reventarse
del harpa el cordón.

¡Qué lentas transcurren las horas ¡oh Dios! del hombre que hollando punzante cambrón camina en la tierra, sin fe, sin amor!

## Ш

Mi historia es historia de mártir histrión; sainetes y dramas conozco, que yo he sido en el mundo genérico actor.

Con frailes menores tranquila pasó mi edad inocente, y el padre rector latín y consejos conmigo perdió; que frailes y claustro dejé sin temor, y en mil aventuras perdí el corazón.

Soldado en las filas de Marte feroz, vestido de loco serví de sayón.

Chinaco, más tarde, sin ley y sin Dios, escenas horribles miré sin horror.

Y pueblos he visto que el hacha incendió, envueltos en llamas de rojo color.

Crujir, como cruje rugiente crisol, y en negros escombros de altar, mi bridón su huella sangrienta soberbio dejó.

Por eso de todo cansado ya estoy; conozco los goces, conozco el dolor,

los salmos del coro. la voz del cañón, la faz de los campos, del mar el furor, la horrible mazmorra, el rico salón; conozco lo bueno, lo malo y peor, yo só de banquetes, v de hambre sé vo; me son familiares la Regla y Colón; desprecios y aplausos el alma probó, el alma que vive sin fe, sin amor.

## IV

Más triste que tumba, más pobre que Job, yo sufro en la tierra fatal expiacion.

La edad inflexible mi frente rugó; mi cuerpo inclinado remeda una hoz, mi barba y cabellos de nieve ya son; mi espíritu ardiente, su fuego perdió; mis piernas se doblan, balbuce mi voz.

¡Adiós, ilusiones divinas de amor; adiós, esperanzas, placeres, adiós!...
¡Oh, muerte, yo pido
que des por favor
un lecho de polvo,
allá en un rincón,
al pobre viandante
que al fin se cansó,
y llama á tu puerta
sin fe, sin amor!

## UN ANGEL

#### SONETO

Gentil, preciosa, de crespón cubierta ángel-mujer, sublime, sin defecto, entróse á un casuquín de sucio aspecto á la vez que de allí salió una tuerta.

Y yo, sintiendo la ilusión despierta al blando impulso de inocente afecto, quise saber quién era, y al efecto, pregunté á la mujer que vi á su puerta:

«¿Quién es el ángel divinal, muchacha, que entró á esa casa cuando tú salías?» Y la tuerta, soez y vivaracha,

dijo riendo ante las barbas mías: «Qué ángel ha de ser, ni quiojo diacha, si es Nicanora la den cá Matías» (1).

<sup>(4)</sup> Individuo que en México vive de cierto tráfico.

## AMOR IDEAL

Á \*\*\*

Ι

¡Santo cielo! ¿Quién diría que tan grande amor sintiera, que ardiente llanto vertiera por ti, de noche y de día? En mi existencia sombría un infierno has colocado; porque en mi ser desgraciado despertaron tus miradas, ilusiones olvidadas en la tumba del pasado.

#### TT

Sin fe, sin luz ni emociones, desgraciado y orgulloso, llegué á la edad del reposo burlando las ilusiones; pero al verte, mis pasiones sacudieron su beleño, porque sentí con empeño la sed de amor infinito, y ardió mi cráneo maldito con la fiebre del ensueño.

## III

Sufriendo, la muerte llamo, la vida me desespera; porque á ti, ¡quién lo creyera! más que á mis hijos te amo. Desde que en amor me infla ne, todo gi a indiferente; pienso en ti exclusivamente y soy con ellos mal padre...

Tú, mujer, tú que eres madre, comprendes mi amor ingen e?

#### IV

¿Por qué te amo?—No lo sé. ¿Quién eres tú? No pregun o; sólo sé que desde el punto en que te vi, te adoré. For mi mal adiviné que á tu alma huérfana, sola, bárbaro destino inmola, y te di mi fe profunda; porque á tu frente circunda del martirio la aureola.

#### V

Te amo con idolatría, to amo hasta la timidez, te amo, como en la niñez amé à la Virgen Maria. Aun es mi pasión impía, la esperanza que acariño os casta como el armiño y como el fuego quemante; porque tengo alma gigante, pero corazón de niño.

## VI

Siempre te veo... ¿lo creerás? Huyéndote siempre estoy: á dende tú vas ye voy. y voy cuando ya te vas; donde estuviste y no estás, triste, silencioso, aislado, permanezco allí extasiado en aparente sosiego, y, al fin, con lágrimas riego la tierra que tú has pisado.

#### VII

Cuando no sales, señora, temo ya no verte nunca, y queda mi vida trunca como noche sin aurora. Triste, cual niño que llora cuando huérfano despierta, vea la calle tan desierta por donde pasas día á día, como la cuna vacía que deja una hija muerta.

## VIII

Intento darme la muerte, porque á los muertos envidio; pero me espanta el suicidio, porque morir es no verte. Si del cadáver inerte el muerto cráneo soñara y el corazón palpitara, te juro, mujer preciosa, que entre el polvo de mi fosa un altar te levantara.

## IX

Si existiere un más allá de gloria é condenación, mi volcánica pasión, eterna, eterna será; y si Dios justo, quizá por lo que sufro y sufri me reserva gloria á mi, yo, que jamás he rogado, le rogaré arrodillado que te dé mi gloria á ti.

#### X

Basta ya... secreto lloro comprendo que tu existencia destruye y en la impotencia tu horrible pena deploro. ¡Adiós, mártir!... yo te adoro; pero ya no te lo digo, porque pobre, sin abrigo, sólo tenga ¡maldición! lágrimas del corazón para verterlas contigo.

## ES

Mi cuerpo un armazon de vil basura, mi espíritu una sombra de tristeza; mi corazón un cáliz de amargura, y un ánfora de sueños mi cabeza donde guarda delirios la locura.

# AL DEJAR EL COLEGIO

PARA UNA SENORITA.—EN UNA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

Ciencia, venero de saber constante, del Mártir-Redentor fúlgida palma. Pitonisa de trípode brillante. Tabor de luz que trasfigura el alma.

Reina que todo sin luchar conquista, maná del alma que entre luz desciende, estanque de Siloe que da la vista, blanquísimo fanal que Dios enciende.

Vestal cuya pureza no se iguala, que el fuego inspirador guardas con celo y eres ¡oh Ciencia! de Jacob la scala que al espíritu audaz remonta al cielo.

Lindo sol que las nubes tornasola, arcángel de grandiosa omnipotencia; eres de Dios espléndida aureola, eres el mismo Dios: Dios es la Ciencia.

Años hace que yo, niña ignorante, vine á este centro para mí bendito; la virtud siempre aquí tuve delante, un génesis de luz aquí vi escrito.

Aquí de la virtud al soplo leve

sentí correr mi plácida existencia, bajo las alas, blancas como nieve, del ángel tutelar de la inocencia.

Escuché de moral voces divinas como del arpa eólica los preludios; aquí corté mis rosas sin espinas, entregada al placer de los estudios.

Aquí al albor de mágicos abriles brilló feliz mi virginal estrella, y feliz en mis juegos infantiles resbaló de mi vida la edad bella.

Por eso devorando mi amargura de este plantel á mi pesar me alejo: tiernas amigas de la infancia pura al deciros adiós, el alma os dejo.

# A UN ANGEL CAÍDO

#### SONETO

Bella y feliz, señora respetada, fuiste en aúreo salón reina preciosa; mas te dejó la suerte caprichosa sin hijos, sin honor, sin fe, sin nada.

Por quemante despecho arrebatada hay que polulas en crápula estruendosa, eres más que el cinismo escandalosa, y más que la desgracia, desgraciada. Te comprendo infeliz! porque infinita amargura también guarda mi seno; y también como tú, mártir maldita,

me revuelco en un Gólgota de cieno; que la inmensa desgracia necesita Retar al mundo y maldecir lo bueno.

# A UNA RAMERA

Vitium in corde est idolum iu al tare.

San Jerônimo

I

Mujer preciosa para el bien nacida, mujer preciosa por mi mal hallada, perla del solio del Señor caída y en albañal inmundo sepultada; cándida rosa en el Eldén crecida y por manos infames deshojada; cisne de cuello alabastrino y blando on indecente bacanal cantando.

### II

Objeto vil de mi pasión sublime, ramera infame á quien el alma adora, ¿por qué ese Dios ha colocado, dime, el candor en tu faz engañadora? ¿Por qué el reflejo de su gloria imprime en tu dulce mirar? ¿Por qué atesora hechizos mil en tu redondo seno. si hay en tu corazón lodo y veneno?

A. Plaza-6

## III.

Copa de bencición de llanto llena, do el crimen su ponzoña ha derramado; ángel que el cielo abandonó sin pena, y en brazos del demonio se ha entregado; mujer más pura que la luz serena, más negra que la sombra del pecado, oye y perdona si al cantarte lloro; porque, ángel ó demonio, yo te adoro.

## IV

Por la senda del mundo yo vagaba indiferente en medio de los seres; de la virtud y el vicio me burlaba Me rei del amor de las mujeres, que amar á una mujer nunca pensaba; y hastiado de pesares y placeres siempre vivió con el amor en guerra mi ya gastado corazón de tierra.

## γ

Pero te vi... te vi... ¡Maldita hora en que te vi, mujer! Dejaste herida á mi alma que te adora, como adora el alma que de llanto está nutrida. Horrible sufrimiento me devora, que hiciste la desgracia de mi vida: mas dolor tan inmenso, tan profundo, no lo cambio, mujer, por todo un mundo.

#### VI

¿Eres demonio que arrojó el infierno para abrirme una herida mal cerrada? ¿Eres un ángel que mandó el Eterno á velar mi existencia infortunada? ¿Este amor tan ardiente, tan interno, me enaltece, mujer, ó me degrada? No lo sé... no lo sé... yo pierdo el juicio. ¿Eres el vicio tú?... ¡Adoro el vicio!

## VII

¡Amame tú también! Seré tu esclavo, tu pobre perro que doquier te siga; seré feliz si con mi sangre lavo tu huella, aunque al seguirte me persiga ridículo y deshonra; al cabo, al cabo. nada me imperta lo que el mundo diga; nada me importa tu manchada historia si á través de tus ojos veo la gloria.

### VIII

Yo mendigo, mujer, y tú ramera, descalzos por el mundo marcharemos; que el mundo nos desprecie cuanto quiera, en nuestro amor un mundo encontraremos: y si horrible miseria nos espera, ni de un rey por el trono la daremos; que cubiertos de andrajos asquerosos, dos corazones latirán dichosos.

## IX

Un calvario maldito hallé en la vida en el que mis creencias expiraron, y al abrirme los hombres una herida, de odio profundo el alma me llenaron: por eso el alma de rencor henchida odia lo que ellos aman, lo que amaron, y á ti sola, mujer, á ti yo entrego todo ese amor que á los mortales niego.

### X

Porque nací, mujer, para adorarte y la vida sin ti me es fastidiosa, que mi único placer es contemplarte. Aunque tú halles mi pasión odiosa, yo, nunca, nunca, dejaré de amarte, ojalá que tuviera alguna cosa más que la vida y el honor más cara, y por ti sin violencia la inmolara.

#### XI

Sólo tengo una madre, ¡me ama tanto!
Sus pechos mi niñez alimentaron,
y mi sed apagó su tierno llanto,
y sus vigilias hombre me formaron:
á ese ángel para mi tan santo,
última fe de creencias que pasaron,
á ese ángel de bondad, ¡quién lo creyera!
olvido por tu amor... ¡loca ramera!

### XII

Sé que tu amor no me dará placeres, sé que burlas mis grandes sacrificios; eres tú la más vil de la mujeres; conozco tu maldad, tus artificios; pero te amo, mujer, te amo como eres; amo tu perversión, amo tus vicios; y aunque maldigo el fuego en que me inflamo mientras más vil te encuentro, más te amo.

## XIII

Quiero besar tu planta á cada instante, morir contigo de placer beodo; porque es tuya mi mente delirante, y tuyo es mi corazón de lodo. Yo que soy en amores inconstante, hoy me siento por ti capaz de todo; por ti será mi corazón do imperas, virtuoso, criminal, lo que tú quieras.

## XIV

Yo me siento con fuerza muy sobrada, y hasta un niño me vence sin empeño. ¿Soy águila que duerme encadenada, ó vil gusano que titán me sueño? Yo no sé si soy mucho, ó si soy nada; si soy átomo grande ó dios pequeño; pero gusano ó dios, débil ó fuerte, sólo sé que soy tuyo hasta la muerte.

### XV

No me importa lo que eres, lo que has sido, porque en vez de razón para jugarte, yo sólo tengo de ternura henchido gigante corazón para adorarte.

Seré tu redención, seré tu olvido, y de ese fango vil vendré á sacarte; que si los vicios en tu sér se imprimen mi pasión es más grande que tu crimen.

## XVI

Es tu amor nada más lo que ambiciono, con tu imagen soñando me desvelo; de tu voz con el eco me emocione, y por darte la dicha que yo anhelo si fuera rey, te regalara un trono; si fuera Dios, te regalara un cielo; y si Dios de ese Dios tan grande fuera, me arrojara á tus plantas ¡vil ramera!

# 25 DE JUNIO

## À LOS MÁRTIRES DE VERACRUZ

Si al destino fatal, vuestra memoria glorificar por el martirio plugo, con la quijada de Caín la historia escribirá la historia del verdugo.

Negra, muy negra es la inflexible suerte, que á abrir la tumba ante vosotros vino; mas no cambio el honor de vuestra muerto por la vida infeliz del asesino.

De vuestra tumba brotará la idea que la tumba será de los malvados; pues Dios dispone que la sangre sea redentora de pueblos humillados.

¡Dormid en paz, sin odio ni rencores, victimas de la infamia y la malicia... quiera Dios que con cráneos de opresores un altar os levante la justicia!!!

# L CANTO DEL JESUÍTA

#### PARODIA

No hay crimen que les rarezca grande, tesoro que sacie su avaricia, virtud que no aparenten y maldigan en el fondo de su corazón. Malvados por instinto, sórdidos por esencia é hipócritas por cálculo, son una verdadera p!aga social de quien el mismo demonio podría tomar lecciones.

R

¡Hurra, cosacos de sotana! ¡Hurra! México os brinda opíparo festín, y sus palacios y sus templos sean de vosotros magnífico botín.

I

¡Hurra! venid abortos de Loyola, un Crucifijo es mucho capital; ¿véis esa linda tierra? no está sola, hay gente rica, embrutecida ya.

Palacios, hombres, campos y jardines, todo es modesto y poderoso allí...; Oh! nos creerán ignotos serafines desprendidos del cielo de zafir.

¡Hurra, cosacos, etc.

## II

Encontraréis riquezas, y mujeres de talle esbelto y argentina voz; id á gozar un mundo de placeres saciando vuestra sórdida ambición. Malditos guay! de los que esconden su oro les haremos mil lágrimas verter. ¡Hurra! volad, su honor y su tesoro de alfombra servirán á vuestro pie.

¡Hurrra, cosacos, etc.

### III

Al imponer vuestro capricho leyes veladas con artera santidad, esas cobardes, degradadas greyes de nuestro carro humildes tirarán.

Corred, corred á hartar vuestros deseos, abortos de la noche y Belcebú, y esos semblantes lánguidos y feos cubrid con la careta de virtud.

¡Hurra, cosacos, etc,

### IV

Ya desgarramos á la vieja Europa como hipócrita gato su ración: ahora volad, volad con viento en popa el vergel á talar de Guauhtemoc.

El rico imbécil al dejar la vida su tesoro á nosotros legará, y su frente cobarde envilecida, al mover nuestros ojos bajará.

¡Hurra, cosacos, etc.

## V

Venid, volad, juglares de sotana, oiremos á la hermosa en confesión, será para nosotros flor temprana que al fuego de los trópicos se abrió.

¡Hurra! corred, volad, no confundidos cual tromba que arrebata el huracán; al contrario, con orden divididos Cual paladines que á la lizan van. ¡Hurra, cosacos, etc.

#### VI

Un tiempo á nuestros padres expulsaron y tuvieron su presa que dejar; es fama que su oro abandonaron, tal afrenta volemos á vengar.

Venid, venid, y ¡guay de los bandidos que á contrariar se atrevan nuestra voz! Sobre ellos y sus nietos fementidos nuestro estigma caerá sin compasión.

¡Hurra, cosacos, etc.

#### VII

Que ¿no sentís el pecho estremerse hambriento en la sotana por llegar? ¿No veis en lotananza aparecerse Esa nación embrutecida ya?

Es befa vil de las demás naciones la que grande, muy grande un tiempo fué, de sangre se cubrieron sus pendones y rodó por el fango su poder.

¡Hurra, cosacos, etc.

## VIII

¿Quién en luto cambió las alegrías de la virgen un tiempo tan feliz? ¿Quién amargó sus divinales días? Fué la falanje de la cruz... Venid.

Volad, volad á termidar la obra: que la virgen descienda al ataúd; si queréis poseer lo que aun le sobra, educad á la tierna juventud.

Hurra, cosacos, etc.

#### IX

Será vuestro semblante rudo, austero: humilde vuestro traje, pobre al fin; más bajo el sayo vil de pordiosero la negra sangre sentiréis hervir.

El pueblo idiota nos verá humildosc burlándonos de Dios y del altar, y usando de lenguaje religioso al cuello le pondremos un dogal. ¡Hurra, cosacos, etc.

# $\mathbf{x}$

A poco tiempo nos verá triunfantes con frente enhiesta, sin careta ya; nuestros ojos de rabia centellantes en la cima de un trono brillarán.

Grande, terrible sea nuestra venganza; sangre y más sangre se verá correr; al combate volemos sin tardanza: una muralla en el altar tendréis.

> ¡Hurra, cosacos de sotana! ¡Hurra! México os brinda opíparo festín, y sus palacios, sus altares sean de vosotros magnífico botín.

## A\*\*\*

## SIRVIÓ AL IMPERIO

#### SONETO

Viejo y panzón, más cojo que Vulcano, probó el pan del apóstol Iscariote, y hoy que el hambre le seca hasta el cogote, le excluyen del festín republicano.

Pobre ex soldado, ex hombre, ex mexicano va para muerto caminando al trote; de su cuerpo gastado perdió un lote, y el resto morirá si falta grano.

En su abdomen ingente hay un vacío, que torna cada tripa en catacumba: una gula rabiosa le da brío:

Pero al sentir que el hambre lo derrumba, anhela hundirse en el sepulcro frío, por comerse las tablas de su tumba.

## **COMER Y BAILAR**

Ι

La calva fortuna,
la ciega deidad,
ilógica siempre
dió á usted, Sebastián,
del buen Sancho Panza
la dicha casual.
Voacé, sin embargo,
no puede tocar
la flauta, y su genio
gubernamental,
no vale un pepino
para gobernar.
Tiene usted, sin duda,
un diente especial,

y piernas usadas que saben danzar; mas mientras engulle con gula voraz, y brinca y se tuerce bailando con can, nos lleva el demonio, Señor, sin piedad, que aqui vegetamos escasos de pan.

Voacé no gobierna, porque gobernar no es solamente señor Sebastián, bailar y comer, comer y bailar.

#### II

La horrible discordia rugiendo ya está, y afila en los montes sus garras audaz.

La reina silvestre
su cetro fatal
en cuba de sangre
pretende mojar.
Muy pronto esa hidra
infame será
atroz combustible
de hoguera voraz.

¿Por qué á las montañas, Señor, no se van, esos que lo hicieron honores de Czar, la noche que vino de aquella ciudad á la que entre Hurras marchó solo á bailar y comer, comer y bailar?

#### III

Sus ministros tienen talento brutal, la patria con esos no puede marchar; el fisco en la bruja camina bien mal, con trampas aquí, con trampas allá, usted sabe que si falta metal pierden las naciones su vitalidad.

Exigen las armas reforma formal; porque en el ejército generales hay que nunca un petardo oyeron tronar.

Son las oficinas un campo feraz, do medra y engorda la gente animal.

¡Por Dios! no se ocupe, señor, de danzar; que platos y copas se queden en paz, que al fin es la gula placer de gañán. Dirán que es su doble pasión capital bailar y comer, comer y bailar.

#### IV

¿Acaso es la patria convivialidad? ¿haciendo cabriolas se puede salvar?...

Cesen las piruetas. las polkas, el wals, no sea que brincando se vaya á encojar.

Los blancos manteles levántense ya, empiece el gobierno; acabe Canaán: porque indigestarse es malo á su edad. Ya no se divierta con danza fugaz; hecho un Rigoletto voacé estuvo ya; eso no da gloria, ni renombre da; porque nunca pasa á futura edad ocioso magnate que sabe no más bailar y comer, comer y bailar.

## A MARÍA LA DEL CIELO

Y ya al pisar los últimos ab: ojos de esta maldita senda peligrosa, haz que ilumine espléndida mis ojos de tu piedad la antorcha lumi nosa.

Garcia Gutiérres

Flor de Abraham que su corola ufana abrió al lucir de redención la aurora; tú del cielo y del mundo soberana, tú de vírgenes y ángeles Señora;

Tú que fuiste del Verbo la elegida para Madre del Verbo sin segundo, y con tu sangre se nutrió su vida, y con su sangre libertóse el mundo;

Tú que del Hombre-Dios el sufrimiento y el estertor convulso presenciaste, y en la roca del Gólgota sangriento una hisioria de lágrimas dejaste;

Tú que ciñes diadema resplendente, y más allá de las bramantes nubes habitas un palacio transparente sostenido por grupos de querubes;

Y es de luceros tu brillante alfombra, donde resides no hay tiempo ni espacio, y la luz de ese sol es negra sombra de aquella luz de tu inmortal palacio. Y llenos de ternura y de contento en tus ojos los ángeles se miran, y mundos mil abajo de tu asiento sobre sus ejes de brillantes giran:

Tú que la gloria omnipotente huellas, y vírgenes y tronos en su canto te aclaman soberana, y las estrellas trémulas brillan en tu regio manto.

Aquí me tienes á tus pies rendido y mi rodilla nunca tocó el suelo; porque nunca, señora, le he pedido. amor al mundo, ni piedad al cielo.

Que si bien dentro el alma he sollozado, ningún gemido reveló mi pena; porque siempre soberbio y desgraciado pisé del mundo la maldita arena.

Y cero, nulo en la social partida rodé al acaso en páramo infecundo, fué mi tesoro un harpa enronquecida y vagué sin objeto por el mundo.

Y solo por doquier, sin un amigo, viajé, Señora, lleno de quebranto, envuelto en mis harapos de mendigo, tinte en el alma, ni en los ojos llanto.

Pero su orgullo el corazón arranca, y hoy que el pasado con horror contemplo, la cabeza que el crimen volvió blanca inclino en las baldosas de tu templo. Si eres joh virgen! embustero mito, yo quiero hacer á mi razón violencia; porque creer en algo necesito, y no tengo, Señora, una creencia.

¡Ay de mí! sin creencias en la vida, veo en la tumba la puerta de la nada, y no encuentro la dicha en la partida, ni la espero después de la jornada.

Dale, Señora, por piedad ayuda á mi alma que el infierno está quemando: al peor de los infiernos... es la duda, y vivir no es vivir siempre dudando.

Si hay otra vida de ventura y calma si no es cuento promesa tan sublime, entonces ¡por piedad! llévate el alma que en mi momia de barro se comprime.

Tú que eres tan feliz, debes ser buena; tú que te haces llamar Madre del Hombre, si tu pecho no pena por mi pena, no mereces á fe tan dulce nombre.

El alma de una madre es generosa, inmenso como Dios es su cariño: recuerda que mi madre bondadosa á amarte me enseñó cuando era niño.

Y de noche en mi lecho se sentaba, y ya desnudo arrodillar me hacía, y una oración sencilla recitaba que durmiéndome yo la repetía. Y sonriendo te miraba en sueños, inmaculada Virgen de pureza, y un grupo vía de arcángeles pequeños en torno revolar de tu cabeza.

Mi juventud, Señora, vino luego, y cesaron mis tiernas oraciones; porque en mi alma candente como el fuegorugió la tempestad de las pasiones.

Es amarga y tristísima mi historia: en mis floridos y mejores años, ridículo encontré, buscando gloria, y en lugar del amor los desengaños.

Y yo que tantas veces te bendije, despechado después y sin consuelo, sacrílego, Señora, te maldije, y maldije también al santo cielo.

Y con penas sin duda muy extrañas airado el cielo castigarme quiso: porque puso el infierno en mis entrañas; porque puso en mi frente el paraíso.

Quiso encontrar á mi dolor remedio y me lancé del vicio á la impureza, y en el vicio encontré cansancio y tedio, y me muero, Señora, de tristeza.

Y viejo ya, marchita la esperanza, llego á tus pies arrepentido ahora. Virgen que todo del Señor alcanza, sé tú con el Señor mi intercesora. Dile que horrible la expiación ha sido, que horribles son las penas que me oprimen; dile también, Señora, que he sufrido mucho antes de saber lo que era crimen.

Si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? si no quiere ó no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia?

Perdón al que blasfema en su agonía, y haz que calme llorando sus enojos, que es horrible sufrir de noche y día sin que asome una lágrima á los ojos.

Quiero el llanto verter de que está henchido mi pobre corazón hipertrofiado, que si no lloro hasta quedar rendido por Dios! me moriré desesperado.

¡Si comprendieras lo que sufro ahora!...
¡aire!... ¡aire!... ¡infeliz!... que ¡me sofoco!...
se me revienta el corazón... ¡Señora!
¡piedad!... piedad de un miserable loco!!!

# AMOR Y PROSA

#### SONETO

Te adoro como á Dios—dije á Gregoria y si te inflama esta pasión ingente, yo juro que mi cántico ferviente, como Dios hará eterna tu memoria. Con luz del cielo escribiré tu historia pondré bajo tu planta el sol ardiente, la regia luna brillará en tu frente y hasta en la gloria envidiarán tu gloria.

Mas ella ¡ay! sus ojos picarones en mí clavando, dijo con salero: «lindas son en verdad sus ilusiones;

pero, responda usted, señor coplero: ¿Con el sol y la luna y sus canciones tendré casa, vestidos y puchero?

# **FATALIDAD**

Encontré mi ilusión desvanecida y eterno é insaciable mi desso; palpé la realidad y odié la vida.. Espronceda.

Ι

¡Ay infeliz de aquel que en torpe sueño ama á la virgen que soñando ve, y al despertar de su febril beleño sueña que existe lo que sueño fué!

Y pierde ¡ay! su venturosa calma, y corre ciego de una sombra en pos, y busca un alma que comprenda su alma cual se comprenden la virtud de Dios

Y el demonio le pone en su camino, un demonio con formas de mujer, y el soñador en loco desatino, clama:—¡La virgen de mi sueño es! Y lleno de ternura y de inocencia idolatra al demonio como á Dios, y el demonio emponzoña su existencia y le arranca la fe del corazón.

#### $\Pi$

Hubo tiempo que ajena de dolores mi vida fué pasando, como entre blancas flores cruza feliz el aura, remedando la sonrisa del dios de los amores.

Era mi alma de ángel á semblanza, un porvenir veía brillante en lontananza, y mi sensible corazón latía lleno de fe, de amor y de esperanza.

Mi alma tan pura como blanco armiño y como sol ardiente rebosaba cariño. Y con los sueños que abrigó mi frente latió feliz mi corazón de niño.

En esta alma para el bien nacida levantéle un sagrario á la que fué mi egida, mi arcángel tutelar, mi relicario, y el perfume precioso de mi vida.

#### III

Fué una mujer mi creencia, mi encanto, mi religión, la vida de mi existencia, la luz de mi corazón.

Y la amaba como ama el poeta su laúd, como el guerrero la fama, como el justo la virtud,

como el náutico los mares, la virgen su castidad, como el proscrito sus lares, como Dios la caridad,

como el avaro ama al oro, como el ciego ama la luz, como al paraiso el moro, y como el mártir la Cruz.

De mi amor en el exceso, mi aspiración sólo era poner en su planta un beso, y en cambio querido hubiera

darla por lecho la espuma, y por toldo los colores, las níveas alas de pluma del ángel de los amores.

Y al que formó los palmeros rogar que su mano santa tejiera con sus luceros un tapiz para su planta; Que al contemplarla tan bella quería de Dios el poder, para inventar un placer exclusivo para ella.

Para mí era su ventura la ventura de los dos, y la adoré en mi locura como nadie adora á Dios.

pero la verdad un día quebró el prisma de colores, y en lugar de luz y flores vi doblez, hipocresía.

Conocí que deificaba á una víbora dañosa, que traidora y cariñosa el corazón me picaba.

#### IV

De mis sueños nacarados el panorama cambió, y en escombros vi trocados los castillos encantados que la mente fabricó.

La ilusión vertiginosa castigó el Supremo Ser, porque en mi fiebre amorosa formé ¡imbécil! una diosa de quien sólo era mnjer.

Y eran falsos sus acentos, y era falsa su pasión, y falsos sus juramentos, y falsos sus sentimientos, y falso su corazón.

Quise yo perder el juicio para no sentir mi mal, y aturdirme con el vicio, arrojándome al bullicio de irritante bacanal.

Y escandalosas veladas, y frenética embriaguez, y amistades depravadas, y mujeres degradadas, envejecieron mi tez.

¡Ay del que al crimen se arroja! Es el crimen la expiación; yo rendido de congoja ví morír hoja tras hoja las flores del corazón.

Hallé en la amistad falsía, en el goce padecer, en el amor ironía, y maldije en mi agonía mis momentos de placer.

Mis labios palidecieron, y mi barba emblanqueció, y mis cabellos calleron, y mis mejillas se hundieron, y mi frente se rugó. V

El triste corazón sólo es la umbra del que latiera ayer joven y fuerte; lánguido está cual lámpara que alumbra los fúnebres altares de la muerte.

Murió mi corazón. No odia ni ama, ni palpita anhelando los placeres que presenta del mundo el panorama con sus bailes, su gloria y sus mujeres.

Murió mi corazón. Sensible un día de amor y aborrecer quedó cansado; fué convulsa y horrible su agonía, que murió el infeliz envenenado.

El beso de una hermosa no lo embriaga, ni el desdén de una hermosa lo enardece; el aplauso del mundo no le halaga, ni el desprecio del mundo le entristece.

Altivo roble que volvió ceniza el rugiente volcán de las pasiones, el dardo del dolor le martiriza y le niega el placer sus ilusiones.

Viejo, pobre, de tedio consumido, nada en el mundo á consolarme alcanza, que en mi rebelde corazón podrido ya se apagó la luz de la esperanza.

Miserable juglar, ser despreciado, siento que pesa en mi amarillo seno un lazarino corazón, preñado de lágrimas, de sangre y de veneno. Bajo mi pie la tierra se estremece, por donde voy rencores me concito, lo que aspira mi aliento languidece, lo que toca mi mano, está maldito.

#### $\mathbf{VI}$

Si quiero el ámbar de las bellas flores aspirar con anhelo, se mueren sus olores, y si las toco, ruedan por el suelo sus transparentes hojas de colores.

Cuando la sed terrible me devora, si encuentro los cristales de vertiente inodora, y mis labios acerco, en lodazales se convierte la linfa bullidora.

Si de un harpa el concento apetecido se oye sonar distante, y escucho conmovido, se revientan sus cuerdas al instante y al reventar murmuran un gemido.

Si oigo cantar un pájaro, enmudece; y si el sol en la cumbre del mundo, resplandece, y quiero un rayo de su viva lumbre, el sol entre las nubes desparece.

Nuncio del mal, gitano pordiosero, es mi laúd si canto fatídico agorero, que es mi voz, si en la noche se levanta, del cárabo el gemido lastimero. Si ante Dios de Israel caigo de hinojos del templo en las baldosas, con iracundos ojos me miran las imágenes piadosas y me vuelven el rostro con enojos.

Si quiero orar, se anuda mi garganta, y sin querer agravio la Omnipotenciá santa, que audaz murmura el rencoroso labio torpe blasfemia que aun al cielo espanta

Baña helado sudor mi faz rugosa
y me falta el aliento,
y una voz pavorosa,
¡Salte!—me dice—y salgo, porque siento
que me empuja una mano misteriosa.

Ser de fastidio y maldición emblema, doquier estoy proscripto, y mi frente se quema; porque en mi vieja frente se halla escrito de un cielo vengador el anatema.

Ni siquiera en llorar hallo consuelo, la fuente está agotada, y mi llanto es joh cielo! una ronca, estridente carcajada que me postra sin fuerzas en el suelo.

#### VII

Mas... pronto moriré. ¡Soy desgraciado! Y mi cuerpo que acaso dormirá insepulto en camino abandonado, de ración á los perros servirá. Triste es morir en orfandad penosa, transida el alma, yerto el corazón; sin que la madre ó la querida esposa riegue con llanto el fúnebre crespón.

Triste, muy triste es al dejar el mundo tender la vista en derredor de sí, y balbucir con labio moribundo: ¡Ya no hay quien tenga compasión de mí!

#### VIII

Y ¿qué importa morir?—¡Una careta! Me vuelvo al carnaval que llaman vida, entre esa turba del cinismo atleta voy á burlarme de mi propia herida; á embromar, á reir en danza inquieta aunque esté el alma de veneno henchida, y aunque ruede beodo al precipicio quiero reir hasta perder el juicio.

Y sufriré, mas sufriré callando, no quiero que se burlen de mis males; riendo siempre me verán cruzando por la senda del mundo entre zarzales, que ni interés ni compasión demando: el odio y la piedad encuentro iguales; y si acaso de pena desfallezco, que ignore el mundo lo que yo padezco.

Si errante voy en brazos de la suerte, ya ¡vive Cristo! de vagar me enojo: quiero el descanso ya, quiero la muerte, quiero decir al mundo: Ahí te arrojo pedazos hecho un corazón inerte, de mi esqueleto mísero despojo: sirva de alfombra á tu brillante carro ese juguete de asqueroso barro.

Y que se cumpla mi fatal destino, al fin me hastió la humanidad entera: si es el hombre del hombre le asesino, si es la mujer del hombre la pantera, y si es la vida batallar continuo, lucharé hasta morir, y cuando muera saludaré la fúnebre morada con mi ronca y convulsa carcajada.

# HOJAS SECAS

Á \*\*\*

Tú despertaste el alma descreída del pobre que tranquilo y sin venturen el Gólgota horrible de la vida agotaba su cáliz de amargura.

Indiferente á mi fatal castigo me acercaba á la puerta de la parca. Más infeliz que el último mendigo, más orgulloso que el primer monarca.

Pero te amé; que a tu capricho plugo ennegrecer mi detestable historia... Quien nació con entrañas de verdugo sólo dando tormento encuentra gloria.

Antes de que te amara con delirio vivía con mis pesares resignado; hoy mi vida es de sombra y de martirio; hoy sufro lo que sufré un condenado. Perdió la fe mi vida pesarosa; sólo hay abismos á mis pies abiertos... Quiero morir...; feliz el que reposa en el húmedo lecho de los muertos!...

Nacer, crecer, morir. He aqui el destino de cuanto el orbe desgraciado encierra; ¿qué me importa si al fin de mi camino voy á aumentar el polvo de la tierra?

¿Y qué la tempestad? ¿qué la bonanza? Ni qué me importa mi futuro incierto, si ha muerto el corazón, y la esperanza dentro del corazón también ha muerto?...

¿Sabes por qué te amé?... Crei que el destino te condenaba, como á mí, al quebranto, y ebrio de amor inmaterial, divino, quise mezclar mi llanto en tu llanto.

¡Ah!... ¡coqueta!... ¡coqueta!... yo veia en ti de la virtud la excelsa palma... ¿Ignoras que la vil coqueteria es el infame lupanar del alma?

Di ¡por piedad! ¿qué males te he causado? ¿Por qué me haces sufrir?... Alma de roble, buscar el corazón de un desgraciado para jugar con él, eso es... ¡innoble!

Me hiciste renacer al sentimiento para burlarte de mi ardiente llama?... Te amo hasta el odio, y, al odiarte siento que más y más el corazón teama. Fuiste mi fe, mi redención, mi arcángel, se idolatró mi corazón rendido, con la natura mística del ángel, con la energía de Lucifer caído.

Que tengo un alma ardiente y desgraciada. alma que mucho por amor padece; no sé si es miserable ó elevada, sólo sé que á ninguna se parece.

Alma infeliz, do siempre se encontraron el bien y el mal en batallar eterno, alma que Dios y Satanás forjaron con luz de gloria y lumbre del infierno.

Esta alma es la mitad de un alma errante, que en mis sueños febriles reproduzco, y esa mitad que busco delirante, nunca la encontraré; pero... ¡la busco!

Soy viejo ya, mi vida se derrumba, y sueño aún con plácidos amores, que en vez de corazón llevo una tumba, y los sepulcros necesitan flores.

Te creí la mitad de mi sér mismo; pero eres la expiación, y me parece ver en tu faz un atraente abismo, lleno de luz que ciega y desvanece.

No eres mujer; porque la mente loca te ve como faceta de brillante... Eres vapor que embriaga y que sofoca, aérea visión, espíritu quemante. Yo que lucho soberbio con la suerte, y que luchar con el demonio puedo, siento latir mi corazón al verte... ya no quiero tu amor... me causas miedo.

Tú me dejas, mujer, eterno luto; Pero mi amor ardiente necesito arrancar de raíz; porque su fruto es fruto de dolor, fruto maldito.

Quiero á los ojos arrancar la venda, quiero volver á mi perdida calma, quiero arrancar mi amor, aunque comprenda que al arrancar mi amor, me arranco el alma.

# EL ANGEL DE MI AMOR

#### SONETO

Es del Dios de las aguas el tridente; es de Moisés la milagrosa vara; es del salvaje la ligera jara; es la espina dorsal de un pretendiente;

Es la momia del tísico escribiente; es la segur que al golpe se prepara; es lanza que Telefo no empuñara; es un timón delgado, pero ingente.

Es triste, prolongada catacumba; es electro-magnético un alambre; es una tabla lateral de tumba;



¿Por qué si del paraíso Dios te mandó, ángel-mujer...



Es una hembra, mal dije; es una hambre, es un cañón de colosal embudo El Angel de mi amor, si está desnudo.

# A CENOBIA

(EN SU DÍA)

I

Quiero pulsar la lira temerario, aunque falte á mi lira inspiración; quiero cantar, mujer, tu aniversario; quiero pedir al entusiasmo voz.

Quiero elevar, cual humo vagaroso, mi pobre acento hasta el excelso tul, donde reside el Ser que generoso te colmó de belleza y de virtud.

Que cándida cual pecho de paloma blanquísima, una flor, eres, mujer; es la virtud tu virginal aroma que las auras impregna del Edén.

Por mostrar el Eterno su belleza te hizo bajar al mundo baladí, coronada de luz y de pureza, más que mujer, alado serafín.

II

Y despreciando tu vuelo, arcángel humanizado, dejaste un brillante cielo

A Plaza, -8

para servir de consuelo á quien gime desgraciado.

Cuando un alma acongojada siente la luz de tus ojos, se ve al punto consolada, que tu angélica mirada vuelve flores los abrojos.

¿Viste al astro matutino espejar la omnipotencia del Dios que rige el destino? Así en tu mirar divino se refleja tu clemencia.

Yo, en mis horas de tormento, cuando el ánima agitada entregaba al desaliento, olvidé mi sufrimiento al fulgor de tu mirada.

Yo, Cenobia, he comprendido, de tu alma la excelsitud; tú mi noble amiga has sido, y por eso, agradecido, hoy te canta mi laúd.

### Ш

Y ruega á Dios, que bárbaro destino nunca enlute tus horas venturoses, que huelles en tu plácido camino púdicas, frescas y fragantes rosas.

Que tu Edén encantado de ilusiones alumbre el sol, mujer, en lontananza, y que brille entre cándidos crespones la inmaculada luz de la esperanza.

## RUEDAS DE MOLINO

#### SONETO

Hijo, ¿crees que un ángel insurgento se cayó del infierno en las parrillas? ¿Crees que Adán parió por las costillas y que Eva dialogó con la serpiente?

¿Crees que pecas porque aquella gento una manzana se comió á hutadillas? ¿Crees que Jericó se hizo astillas al sonar del clarin la yoz valiente?

¿Crees que Josué al astro más visible detuvo, y que un profeta nada romo, voló con su carreta combustible?

¿Crees que me ilumina el dios palomo? ¿Crees, en fin, que el Papa es infaliblo? —Sí, tata cuara; pero no la como.

## LA: VIDA

Et stultorum infinit us est numerus. Ecle. L. XV.

Es la vida risa y llanto; y los hombres, á fe mía, son locos que en romería marchan para el campo santo. Y veo con placer profundo que los cuerdos son tan pocos, que es un hospital de locos todo el ámbito del mundo.

Si á tanto loco perverso tratáramos de encerrar, preciso era circundar de muros el Universo.

En las necias bataholas del mundo que tanto miente, la gente empuja á la gente como á las olas las olas.

Cada edad joh contratiempo! á quien la tierra se traga, es la onda que se apaga sobre los mares del tiempo.

Porque la vida, en verdad, del hombre, reptil rehacio, es burbuja en el espacio, es nada en la eternidad,

¿Y la historia?...Ese vestigio sólo enseña, por mi-nombre, que el hombre es mono del hombre y un siglo plagia á otro siglo.

Hoy, como antes, diviniza lo absurdo el hombre ¡qué horror! y cuando cambia de error sueña que se civiliza. Entre brumas tenebresas los errores siempre imperan, y aquí más cambios se operan de palabras que de cosas.

Lo absurdo con lo divino confunde el hombre á su turno, y si derriba á Saturno, eleva á San Saturnino

Siempre necio ha sido el hombre; y desde que el hombre existe, el politeismo subsiste bajo diferente nombre.

La humanidad con su idea de progreso, poco avanza, que en su torpe contradanza no marcha, se bambolea.

Yo diré à quien me pregono el derecho de los reyes; ó que el pueblo da sus leyes: toda autoridad se impone.

En vano las gentes chocan por sistemas, ¡voto á Febo! Cuando lo viejo es lo nuevo y los extremos se tocan.

Nihil sub sole novum, dijo, no quiero acordarme quien; pero a fe que dijo bien, y no soltó un acertijo.

En la vida todo es nada, sueño es el goce y la penaporque la vida es cadena á la tumba eslabonada.

Es un carnaval, reimos; pero al expirar las luces, entre tumbas y entre cruces bajo la tierra dormimos.

El mundo, en fin, es sendero que transitar da coraje: y jay del que emprende el viaje desprovisto de dinero!

Porque todos pasan sobro el pobre. Vil interés impera en la tierra. Es mejor ser perro que pobro.

Al rico todo se humilla: el pobre es menos que perro, y todos ante el becerro de oro, doblan la rodilla.

La seda es más que el estambre, la plata mejor que el cobre, y todos huyen del pobre... el pobre no es hombre, es hambre.

En este mundo fullero, donde todo se remata, más vale un Judas de plata que un crucifijo de acero. Para el pobre no hay placer, no hay amigos, no hay esposa: on el mundo no hay más cosa que tener ó no tener.

Los que con gran desparpajo nos dan amistad no esquiva, se ofenden si está uno arriba; se alegran si está uno abajo.

El matrimonio es materia de cálculo y de afección: lazo que ata la ilusión lo desata la miseria.

La sociedad es convite en que al pobre dicen: vete, y en tan risible sainete es un ridículo mite.

Al pobre le importa un mico monarca ó federación: siempre es «carne de cañón», siempre es el burro del rico.

¿Os place ser libres? ¡Bravo! Procurad que el ero sobre; porque nunca es libre el pobre, y nunca es el rico esclavo.

El que roba con trompeta y asesina oficialmente, gloria alcanza ante la gente que lo ad ala y lo respeta. ¡Oh! cuántos de esos señores que bastón de mando oprimen, por el camino del crimen han llegado á los honores.

¿Qué es un héroe en su grandeza? Idolo de sangre lleno, cuyo pedestal de cieno viene á lamer la bajeza.

Vive pobre, aunque sea honrado, quien no sabe audaz mentir: porque más vale vivir ignorante que ignorado.

Aunque el hombre nazca probo; muere pillo, no os asombre; porque el hombre educa al hombre como el lobo educa al lobo.

En suma, el mundo ruín siempre ha sido y es comedia; y si Dios no lo remedia comedia será hasta el fin

# **DESPECHO**

Ť

Arcanidad terrible de la vida, destino lleno de rigor sin nombre, infamia entre las sombras escondida, aprieta sin piedad, que das en hombre. No esperes con tu golpe furibundo avasallar mi soberano aliento: es grande mi tormento como el mundo; pero el alma es mayor que mi tormento.

Y siempre aqui, con arrogante calma de tus rencores la sin par fiereza afronto audaz, que la grandeza de alma, aunque pequeño soy, es mi grandeza.

Nunca al poder ni al oro me arrodillo, y aunque me agobie padecer tirano me muero de hambre, pero no me humillo... Seré cadáver, pero no gusano

¡Bien, alma ¡bien! porque jamás te humillas...
ores inmensa en tu sufrir constante!...
¡No mendigues la gloria de rodillas,
conquistala de pie, mártir gigante!

Nací juguete de la vil fortuna, y me acompañan en fatal camino, la negra sombra que bañó mi cuna, la negra mano que marcó mi sino.

A la luz de brillantes ilusiones de la horrible verdad vi los arcanos, y fué mi alma festín de las pasiones, como el cuerpo es festín de los gusanos.

Lloré por la esperanza asesinada; pero tanto creció mi desventura, que traduje en sonora carcajada la suprema expresión de la amargura. Al fin cansado de mortal quebranto adopté el estoicismo por divisa: tanto lloré, que se agotó mi llanto, tanto reí, que se acabó la risa.

Sin fe, sin juventud, la despreciada vida infeliz, indiferente rueda... Con mi última ilusión evaporada, ¿qué me queda en el mundo?... ¿qué me queda?

Ya no tengo sonrisa, ni gemido; ni amo, ni aborrezco, ni ambiciono, que en indolencia criminal sumido hasta mi propio espíritu abandono.

Hora tras hora solitario pierdo envuelto en bruma de oriental pereza; es mi goce sufrir con el recuerdo, entregado al placer de la tristeza.

Pláceme abrir heridas mal cerradas, contemplando á la espalda de los años, ilusiones de fuego, sepultadas en la nieve de horribles desengaños.

#### II

También un tiempo ¡ay de mí! tras de fantasmas risueños desatinado corrí; porque la razón perdí entre marañas de sueños.

Lindo germen de ilusión, en mi espíritu gastado engendró loca pasión... soñó con la redención mi frente de condenado.

En mi desencanto amé, creyendo que no creía, y más desencanto hallé...; Imbécil! ¿por qué soñé? cuando soñar no debía?

Amé á una mujer, como ama quien amar no cree... su llanto alzó en mi ser una llama, como alza fosfórea flama, la lluvia en el campo santo.

Pero ay! de aquellas historias. sólo guarda el corazón recuerdos de muertas glorias, memorias, sólo memorias, que sólo memorias son.

Porque mis sueños huyeron, y mis amores volaron, mis esperanzas murieron, y los que placeres fueron luto en el alma dejaron.

Hoy en negra decepción los desprecios y el cariño, para mí lo mismo son... en lugar del corazón • llevo el cadáver de un niño.

### III

De luz imposible mi cráneo era foco, de luz imposible mis sueños vestí; pero ¡hay! que mis sueños febriles de loco en mares de sombra perdiéronse al fin.

El alma, la vida apenas soporta, la paz de las tumbas del alma es la paz; yo soy un pasado que á nadie le importa; yo soy en la tierra cadáver social.

¡Ay del que vegeta de sueños desierto!...
Dormirse soñando es muerto vivir...
Yo vivo y no sueño, cadaver despierto,
del ser y la nada parodia infeliz.

Al cielo pregunto con ansia indecible: clos mártires suben de Dios al dosel? El cielo se calla, y un eco terrible me dice: mo sueñes... mentira es la fe!

Quien deja la vida de luto y hastío se vuelve á la nada, que de ella salió, tras esas estrellas no hay más que vacío; la vida futura es loca ilusión.

El hombre ese, imbécil gusano pequeño, de orgullo inflamado, se juzga inmortal; pero es la existencia la sombra del sueño, del sueño que forja la nida quizá.

Señor, de la duda me asfixia el abismo, te ruego que mandes á mi alma infeliz la fe sacrosanta ó el negro ateismo... negar es creer... dudar es sufrir.

# EN LA «BRUJA»

SONETO

Triste como Jesús allá en el huerto, impaciente cual virgen casadera, y brujo como indigena hechicera, hago papel de sordo en el concierto.

Con la esperanza que alimenta un muerto y desnudo como una calavera, ya rujo con rugidos de pantera, porque estoy como Job en el desierto.

En vano, en vano agoto mi discurso: veo en mis *ingleses* pronunciadas tropas y sufriendo de penas vil concurso,

soy un naipe sin oros y sin copas... sólo me queda el último recurso, y tras de ese recurso... las dos sopas.

## SU MEMORIA

Á ROSA

¿Está bien un ángel en el mundo? Shakspeare.

Blanca Rosa inmaculada, que con blanca luz bañó inocente una alborada; blanca rosa perfumada con el aliento de Dios: Tú, la tímida azucena, tú, la del carmen encanto que nació en aura serena, y nunca empañó la pena con una gota de llanto;

Tú, el éter que en un momento dejó el brillante cristal; pluma que en alas del viento subió al azul firmamento para no volver jamás;

Tú, que la tierra temida apenas, Virgen, rozaste, y por genios suspendida de cándida luz vestida á otra región te elevaste;

Tú, que en vaporosas salas gozas de un mundo mejor, ángel de brillantes galas, cuyas blanquísimas alas nunca este mundo enlodó;

Tú, á quien del velo de esposa formó la muerte el sudario que cubre tu faz preciosa, y del tálamo de rosa un túmulo funerario;

Tú, que volviste la espalda á los placeres de aquí; tú, que la nupcial guirnalda, la dejaste por la gualda del Edén digno de tí; Tú, que en esfera infinita, hija de la luz y el cielo, tienes tu historia bendita por mano de Dios escrita sobre el estrellado velo;

Tú, que sintiendo emociones, que yo de pintar prescindo, habitas altas regiones, y entre nubes de crespones eres el ángel más lindo;

Tú, que en beatitud tranquila. á Dios contemplando estás, y de Dios en la pupila, como en mar de luz, vacila dibujada, ángel, tu faz;

tu faz donde se atesora, el brillo de las estrellas: plega tus alas ahora, que mi razón se evapora queriendo seguir tus huellas;

y si puedes el acento que parte del corazón escuchar desde ese asiento que tiene por pavimento el rostro regio sol,

deja la órbita estrellada, baja, y verás de Gabriel la faz de llanto surcada, que si en la tumba eres nada eres todo para ól. Míralo aquí: sollozando y transido de aflicción está tu fosa mirando, mientras tú estás admirando la linda imagen de Dios.

Que tú eras, Rosa, su egida, su ilusión, su porvenir; y hoy te llora perdida; porque dejaste la vida, no quiere, Rosa, vivir.

Tú le eres indispensable como á la ancha tierra el sol, como el agua al mar variable, como el llanto al miserable y el latido al corazón.

Hoy que ve su Edén trocado en túmulo funeral, nada, Rosa, le ha quedado, y sin fe, desconsolado, en la tumba se hundirá.

¿Por qué si del paraíso Dios te mandó, ángel-mujer, te arrebató de improviso? y si Dios tan linda te hizo, por qué te llevó?

Porque

Quien le da lumbre al sol, blancura al hielo.



Pero tú burlas á todos, porque al fin eres mujer.



por mostrarnos un ángel esplendente te hizo venir al infecundo suelo coronada de luz indeficiente; y al verte pura como azul de cielo, y al ver el cielo en tu inspirada frente, vuelve—te dijo, con amor profundo, que no eslá bien un ángel en el mundo.

# DOS ENTIERROS

SONETO

Asomado al balcón, vi que pasaba un gran entierro; su cortejo ingente con pompa funeral, muy lentamente invadiendo tres calles desfilaba.

Y más tarde pasó... ¿pasó?... ¡volaba: otro entierrillo rápido, impaciente; iba el muerto en arcaz, hasta indecente, y nadie al muerto aquél acompañaba.

Comparando pensé: yo no me explico lo que hay tras de la muerte; más diría: el pobre que la teme es un borrico;

que si la muerte da con saña impía fin á la vida cómoda del rico, también da fin del pobre á la agonía.

# LA FORTUNA

Ι

Fortuna pérfida y loca, tu capricho al orbe manda; con el audaz eres blanda,

A. Plaza-9

con el tímido eres roca.

Ciega que á gozar provoca y hace al hombre padecer; vana eres como el placer, y aunque alientas alma infame, no hay hombre que no te ame, porque al fin eres mujer.

#### II

Veleta de oro, que gira según el viento se muda;
Astarte ante quien desnuda la prostitución se mira; aunque es tu favor mentira, por llegarlo á poseer, todos echan á correr tras de ti, de ansia beodos: porque al fin eres mujer,

#### TTT

Maga de rostro severo, con el asta de Amaltea, linda vuelves á la fea y general á un arriero; ennobleces al fullero, al bruto le das saber; á un bicho le haces valer; pero al conceder tu amor siempre eliges lo peor, porque al fin eres mujer.

pero tú burlas á todos.

### IV

Prostituta, la virtud es tu esclava á quien humillas, ante el crimen te arrodillas y dispensas plenitud

de bienes á multitud de pícaros, que magüer ahorcados deberían ser; no extraño que des tus dones á estúpidos y bribones, porque al fin eres mujer.

#### V

Reina de las joyas falsas, al que hoy elevas al cielo lo arrojas mañana al suelo y al abatido lo ensalzas.

Al hombre misero alzas para dejarlo caer; porque con solo querer haces todo en el instante... eres tú muy inconstante, ¡Oh Fortuna! al fin mujer.

### VI

Vieja del mechón inmundo, soberana sin conciencia, ante cuya omnipotencia de hinojos se postra el mundo.

A todo hombre nauseabundo que arrastra su noble sér ante el oro y el poder, tú lo protejes, injusta, que la adulación te gusta, porque al fin eres mujer.

## VII Santa Juliana bendita

ató al demonio temido; pero á tí nadie ha podido atarte, calva maldita.

En vano el hombre se agita. fortuna por detener tu rueda que hace caer al infeliz que la toca; porque eres pérfida y loca como una mala mujer.

### VIII

Quien vivir sabe, te acecha; desvelas al codicioso, no te busca el perezoso, el pródigo te desecha: el imbécil se despecha; porque á nadie tu poder contento puede tener, y te maldicen no pocos, que á todos los vuelves locos, porque al fin eres mujer.

### IX

Quien no tiene confianza en ti, siempre te aborrece, y quien menos te merece, fortuna siempre te alcanza.

Nadie pierde la esperanza de llegarte á poseer. Solo yo, mísero sér, quizí filósofo ó necio, fortuna, no te hago aprecio, porque al fin eres mujer.

X

Tú, lo mismo que mi suegra, me aborreces, vil Fortuna, y aunque yo desde la cuna he visto tu cara negra, no me aflige ni me alegra tan villano proceder:

tan villano proceder;
y sin pena, sin placer,
te doy la espalda, ¿qué quierese
me fastidian las mujeres,
y tú al fin eres mujer.

## AMOR DE MARTIR

**A\*\*\*** 

Corazón que renaciendo á las ilusiones vas tu letargo sacudiendo; sigue, corazón, durmiendo y no despiertes jamás.

Dos negros ojos te flechan con sus dardos celestiales; pero, aunque tiernos te acechan esos ojos, ni sospechan, corazón, lo que tú vales.

Esa de talle de palma, morena de labios rojos, robó, corazón, tu calma... ¡Ay de ti, si tiene el alma tan negra, como los ojos!... ¿Por qué estás á cada instante tú con la razón en riña?... ¡Pobre entraña palpitante con altivez de gigante y tus candores de niña!

Deja, corazón, que arguya contra ese amor la experiencia, para que tu afán destruya; porque cada historia tuya me ha costado una creencia.

¡Corazón, tú me asesinas!...
por contentar imprudente
pasiones que no dominas,
en el alma llevo espinas,
y llevo luto en la frente.

Que el alma altiva que aliento arde, como arde la tea, y al expresar lo que siento, falta espacio al pensamiento y falta idioma á la idea.

Buscando un alma latiste materia vil deificando; ¿mas si el alma en que creiste, ya ni en mis sueños existe, por qué la sigues buscando?

¿Por qué recordar no quieres en tu amorosa porfía, el infierno de placeres que te dieron las mujeres á quienes amaste un día?... Niño mártir sin memoria, nacido para el dolor inmenso, mudo, sin gloria, ¿Por qué olvidaste tu historia? ¿No sabes lo que es amor?

Amor, es vivir muriendo en un infierno, gozando la gloria de estar sufriendo; es amar aborreciendo, y despreciar adorando!...

Corazón, no me atormentes con tu insensata pasión!... ¿Suspiras?... si tanto sientes, suspira hasta que revientes desgraciado corazón!

Que la audaz filosofía el amor que yo te niego combate de noche y día... ¿Por qué es la razón tan fría, si eres, corazón, de fuego?...

¡Me quemas cuando te toco!...
¡Lates con fuerza increíble!...
¡Eh! corazón, poco á poco...
sosiégate, niño loco,
no me pidas lo imposible.

Sólo te dará un calvario el amor de esa mujer; olvídala, es necesario, y envuélvete en el sudario de tus memorias de ayer. \* \*

Sí, morena, al conocerte perdió mi ser el quietismo; pero ya no quiero verte; porque mi amor es la muerte, más que la muerte, el abismo.

Sé que te haré desgraciada con esta absurda pasión... al fin ¿yo qué pierdo?... ¡Nada!... Soy un alma condenada que vuela á su perdición.

Deja que por ti yo tema...
huye de mi amor maldito:
porque el amor que me quema,
tiene un horrible anatema
con letras de fuego escrito.

Deja que en silencio ame, fingiendo estúpida calma; y antes que mi amor te infame, todo tu desprecio dame, ya que te di toda el alma.

## EN LA BENDICION DE UNA BANDERA

SONETO

Ni el regio manto de oriental monarca, ni el pendil de la virgen pundorosa, ni la falda irritante y vaporosa, do el pensamiento al corazón embarca; nada, soldados, la belleza abarca que atesora la enseña tan preciosa tremolando en las filas orgullosa; porque de gloria su camino marca.

Ojalá que al blandir vuestros accros bajo sus filos la discordia muera, la vil discordia que el dolor nos trajo;

y que forméis un batallón de obreros al colocar la Paz esa bandera sobre el altar bendito del trabajo.

# DOS RIVALES

La humanidad se parece a un rústico borracho; si la levantáis por la izquierda caerá en seguida por la derecha.

Martin Lutero.

1

Una soberana horrible entre las sombras impera, y su reinado es tranquilo como el de la nada extrema.

De sombras es su ropaje, de sombras es su diadema, do en vez de piedras preciosas negros puntos se condensan.

Tiene un túmulo por trono, por palacio una caverna en la que nunca los rayos del vívido sol penetran. De esa mansión las cortinas son, como la tumba, negras, y cual péndulo las mueve viento que el alma congela.

Y narcóticos los frutos que en secos árboles cuelgan: porque narcóticas aguas aquel triste campo riegan, y el triste mal del olvido sin azul, sin transparencia, con soporíferas ondas turbias, monótonas, lentas, arrulla el pesado sueño, prolonga la imbécil siesta de la imbécil servidumbre de la mujer que allí reina.

¿Queréis que revele el nombre que la soberana lleva?... es su nombre: La ignorancia, audaz, vanidosa, vieja; su razón es el capricho, porque la razón detesta; su progreso es la costumbre; ojos tiene, pero es ciega, y muchos que no son ciegos ciegos obedecen á ella.

### II

En lontananza se mira brillar como punto de oro, linda luz que del Oriente se aproxima poco á poco.

Después de los peregrinos

los bultos antes dudosos se ven: un viejo con alas; es su aspecto gravedoso, y empuña reloj de arena, cuyo finísimo polvo anuncia que de la calma el fin encuéntrase próximo.

Lo sigue una linda virgen: La Reforma.—Lindo el óvalo es de su faz, y es muy linda la expresión que hay en sus ojos.

Cubre sus formas de hada ropa más blanca que el copo de nieve. Brilla en su frente diadema de fuego rojo.

Su marcha es firme, y el eco de su paso á uno tras otro de los que duermen despierta; y enciende la ira, el odio, en aquellos que no quieren dejar el sueño sabroso.

### III

La caverna sl fin invade la luz que su frente arroja; y al herir sus resplandores el imperio de la sombra, todos se levantan.—Unos la saludan y la adoran; pero otros cierran los ojos, porque su brillo les choca.

Los primeros dicen: Tú eres la verdad, Reforma, jbendita seas y bendita sea tu luz reveladora!

Los últimos gritan: Eres la impiedad y la discordia, ¡maldita seas, que á tu frente maldita luz la corona!

¡Adelante! dicen unos, Atras!—otros con voz ronca.

Y los que roncaban juntos bajo sudario de sombras, hoy á combatir se aprestan ebrios de sangre y de cólera.

Brillan desnudos aceros, y los fusiles detonan; el clarin rompe los aires, y los cañones ribomban.

Alzanse nubes de polvo, ginetes van, vienen, chocan; el jay! de los moribundos horribles gritos ahogan: la sangre mancha la tierra, está la muerte de broma, que la cuba de Tomiris se llena hasta que desborda, y en su rojo contenido el rencor infame boga.

Sigue una lucha á otra lucha; tras una batalla, otra; que en ese interno combate nadie alcalza la victoria; y entretanto que unos bajan á colonizar las fosas, hay otros, los escogidos, que suben, medran, engordan, y los que aguadores eran en generales se tornan.

La Ignorancia al fin despierta, imprime diversas notas á sus cantados bostezos; se espereza, se prolonga, y de la lid el ruído no altera su calma insólita; que sabe que es su reinado eterno.—Si una victoria obtienen los reformistas, se disfraza de Reforma, y burla de su enemigo las conquistas ilusorias,

Y la Reforma que es joven, inexperta, candorosa, deja á su rival que usurpe el puesto que á ella le toca.

El Tiempo entonces le dice, sin pararse: tú, ahora eres «La Ignorancia», lucha que atrás viene otra Reforma.

Las escenas se repiten, y van y vienen reformas, que siempre conduce El Tiempo tras una Reforma otra; y todo reforma el hombre y al hombre nada reforma.

# **SOMBRA**

I

¿Quién eres, di, sombra errante, que me sigues pertinaz, y doquiera que la faz vuelvo, te miro delante? ¿Eres la memoria estuante de lejano devaneo, ó al engendrarte el deseo con mi propio ser batallas? ¿Por qué sin saber do te hallas en todas partes te veo?

#### TT

¿Eres éter desprendido de la región impalpable, por mandato inextricable en fantasma convertido?

¿O de mi llanto vertido el vaporoso ardimiento finge una forma en el viento, forma que amo y acobarda? ¿Eres ángel de la guarda? ¿Eres mi remordimiento?

## III

Cuando la noche sus mares de sombra, en la tierra vierte. y en mi lecho caigo inerte, nutrido de mil pesares; dejando tal vez tus lares fantásticos, apareces, y si el afán toma creces, me levanto como loco, por ver si tu sombra toco, y al punto te desvaneces.

## IV

Mi extraviada fantasía con distintas formas pueblas, eres luz en las tinieblas, y sombra en la luz del día.

¿Inspiras á mi ardentía amor que entraña el espanto? ¿Por qué desde el camposanto me recuerdas, por mi mal, una historia criminal que santificó mi llanto?

#### V

Te adoro, sombra imposible, como el arcángel enteo, y aunque nada, nada creo, hoy me asombra lo increíble. ¿Por qué no eres ¡ay! tangible, sombra del alma adorada, sombra de la infortunada que mi labio en sueños nombra? ¿Por qué no me vuelvo sombra para fundirme en tu nada?

### VI

Sombra de la amada mía, que brillas lánguidamente, como brilla una palente estrella, en la noche umbría. ¿Por qué en mi audaz fantasía vives, memoria de ayer? ¡Oh quién pudiera creer que entre la bruma del sueño amara con loco empeño á un ser que no puede ser!

## VII

To veo unas veces, estela; otras, estatua marmórea;

otras, visión incorpórea; otras, cual luna á quien cela denso vapor que la vela, y otras, como esos quemantes rayos del sol, que anhelantes al entrar por el balcón, fingen faja de crespón llena de átomos brillantes.

#### VIII

Te adoro intuitivamente, y vuela, si estoy dormido, mi espíritu desprendido tras tu forma trasparente.

Ojalá nunca la mente por tu presencia exaltada llegue á verte evaporada; porque quiero al fenecer dar á tu nada mi ser, ó ser con tu nada nada.

## EL TAHUR FULLERO

#### SONETO

De proyectos preñada la mollera, punto en la banca y en la vida cero, y más tacaño mientras más fullero, si gana miente, si perdió exagera.

Amistad... gratitud... eso es... ¡quimera! que sólo por jugar ama el dinero, y por llevarse el oro del montero jugara hasta el honor, si honor tuviera.



Formamos nosotros un alma no más.



Son los pichones su mejor comida le pone plan á su mejor amigo, su fe, su religión, es la partida,

y los naipes su gloria y su castigo; que haciendo burros mil pasa la vida y acaba en la vejez hecho mendigo.

# Á LA LUNA

1

¡Salud! salud, antorcha refulgente, vestal sublime del ignoto cielo, tímida maga de la humilde frente, iris de paz, emblema de consuelo.

Con qué silencio en la cerúlea esfera de blanca luz circundas tu camino, ¡Bendita seas, angélica lumbrera, que al hombre consolar fué tu destino!

Prosigue en paz, princesa veneranda, desde tus ricos, luminosos lares, tendiendo tu magnífica opalanda sobre el cristal de los inmensos mares:

que yo, Luna, te adoro reverente; porque tu disco de crespón inspira al resbalar por mi rugosa frente, notas de amor á mi olvidada lira.

Al infeliz que pisa moribundo sin amores, sin fe, sin esperanza, el triste yermo del trillado mundo, sólo tu vista á consolarlo alcanza.

Yo tengo un alma en el pesar nutrida alma rebelde que lo niega todo, y un corazón donde el cinismo anida: Formado al fin el corazón de lodo!

Hay un genio infernal que me aconseja y que rebulle dentro el alma hirviendo... Mucho he sufrido, y la virtud se aleja de los que viven, como yo, muriendo.

¿Por qué el mortal en impotencia ruda débil nació, como temblante caña? Dime: ¿por qué la matadora duda, deseca el corazón, el alma empaña?

A otra existencia, á mi pesar, no aspiro cuando la frente el padecer me oprime; pero apareces, y en tu rostro miro algo de grande, como Dios sublime.

Si hay otra vida tras el ancho cielo, tan linda como luz de tu mirada, ¡dímelo por piedad! rompe ese velo que ofusca mi razón desesperada.

#### $\Pi$

Las creencias me que inculcaron volaron,
volaron ;ay! porque amé
con locura; fuí vendido,
y el amor escarnecido
es la tumba de la fe,

Llena el alma de amargura, sin ventura vago errante por el suelo, agitado, moribundo, sin ilusión en el mundo, sin esperanza en el cielo.

Más... ¿veo tu faz eclipsada?
¡Desgraciada!
Tal vez, como yo, sufriste...
¿Las estrellas que cintilan
y bajo tu pie vacilan,
son lágrimas que vertiste?

¿O el Señor, de su diadema suprema, viendo tu faz que me asombra los brillantes arrancó y al éter los arrojó para formarte una alfombra?

Dime, en fin, de donde vienes y si tienes alma, que se agita en pos de la dicha, que no espero, ó eres sólo pebetero que arde en el trono de Dios:

Dime, Luna, por piedad la verdad:
¿Te sacó Dios de la nada por realizar amoroso algún sueño vaporoso de su Madre inmaculada?

¿Nunca envolverá tu luz el capuz? ¿Siempre verás inmutable á las edades hundirse y los tronos convertirse en vil polvo miserable?

¿O te entregarás inerte á la muerte? ¿también ¡ay! tu lácteo velo vendrá su mano á rasgar? ¿Será tu sepulcro el mar? ¿erá tu sudario el cielo?

### III

¡Oh! si pudiera, antorcha sacrosanta, remontarme á esa altura diamantina, poner mi frente donde está tu planta y allí beber la inspiración divina, audaz entonces, con robusta mano en la lumbre del sol quemara el velo que cubre de los hombres el arcano, por ver de qué eres tú, y si hay un cielo.

## FUEGO PATRIO

#### SONETO

Es muy lindo sorber trago tras trago y beberse botella tras botella, y adormirse en el seno de una bella y devolver halago por halago. ¡Ruja la tempestad! Terrible estrago cause á mi ex patria su maldita estrella. La muerte imprima por doquier su huella, mientras yo mis caprichos satisfago.

Llámese á la tontera patriotismo, truene el cañón con estampido sordo y cargue el diablo con el diablo mismo.

¿Qué me puede importar cuando yo engordo, y en carruajes, en tívolis, en bailes boto la rentas que soplé á los frailes?

# CANCIÓN

Fantástica virgen, visión ideal, es linda que cielo es linda tu faz.

Yo sueño contigo de amor un Edén, que endulzan tus labios del alma la hiel.

Tus labios más frescos que rojo botón de rosa, nacida allá en Jerico.

Olvido las penas que un tiempo sufri, si miro que al verte me miras á mí.

¿Por qué al conocernos

temblaste y temblé? ¿Por qué sin hablarnos me amaste y te amé?

¿Porqué nuestros ojos cruzaron su luz? ¿Por qué nuestras almas se hablaron de tú?

Dios quiere, sin duda, llevarse hasta El, fundidos en uno tu sér y mi sér.

Si te hago dichosa, tú me haces feliz, cual hiedra en el olmo uniéndote á mí.

Tu amor es mi vida, tu vida es mi amor; y te amo cual ama el campo á la flor.

Cual forman dos gotas un solo cristal, formamos nosotros un alma no más.

Es tuya mi vida, yo vivo por ti; por eso abrazados debemos morir.

# VALLE DE GOCES

SONETO

Es la gloria fantasma de colores; la vida es un infirno pasajero; la amistad, accidente del dinero, el amor es un gólgota entre flores. La juventud es germen de dolores; la vejez, una infancia sin babero; la ciencia altiva del mortal, un cero; los altares de Cristo, mostradores.

Los vicios todos en la tierra moran y perdida lloramos la esperanza; pero aunque hórridas penas nos devoran,

—Segun Ripalda—todo aquí es bonanza: pues siendo bienhadados los que lloran, este es el valle de la bienandanza.

\*\*

Ì

Por ti, mujer divina, en éxtasis levanto las notas que despide mi tétrico rabel; por ti, mujer, que enciendes el fuego sacrosant que al cundir per mis venas enaltece mi sér,

Por ti, mujer divina, hermosa luz sin sombra transpórtame á los cielos excelsa beatitud, y quisiera á tus plantas tenderles por alfombra las trémulas estrellas que brillan en el tul.

Si á Dios por un momento su *Fiat* arrebatar tan sólo me ocupara de hacerte muy feliz y sin goces al cielo y á la tierra dejara por dártelos ¡divína! por dártelos á ti.

Porque el amor inmenso que dentro el alma brota, ese amor le da vida al muerto corazón.

16.55

así como da vida la trasparente gota al pétalo rugado que el viento marchitó.

Es tu alma como mi alma, ardiente como fuego y mi alma sin tu alma no puede ya vivir: yo quiero poseerte y condenarme luego, que hasta la eterna gloria despreciara sin ti.

Yo que lloré perdida la luz de la esperanza, yo que el horrible cáliz del dolor apuré, aun miro, porque te amo, brillar en lotananza un porvenir de dicha... Eres mi última fe.

Y yo te necesito, así como alimento, así como del agua necesita la flor, así como las aves necesitan del viento, así como la tierra necesita del sol.

Si tomo entre mi mano esa tu mano blanca, y la llevo á mi seno convulso de placer, yo siento que un suspiro del corazón se arranca. suspiro que me lleva de Dios hasta el dosel.

Si vieras que de noche, rendido abandonado, aunque el sueño me venza, pensando estoy en ti, y tu virgíneo rostro de blanca luz bañado como ángel de mi guarda, te miro junto á mi.

## H

En ti nada más pensando y tu imagen siempre viendo, y contigo delirando, y en sueños contigo hablando, mi vida estoy consumiendo. Que mis pensamientos son tuyos, tuya mi existencia, y tuya la pulsación que agita mi corazón con volcánica violencia.

Eres la dicha á que aspiro; eres la luz con que veo; eres aire que respiro; eres la virgen que admiro; eres el Dios en quien creo.

#### III

Y yo, mujer, te jaro guardar inmaculado en lo íntima del alma tu divinal amor; que si tu amor me falta, seré desventurado, y entonces, no lo dudes, me arranco el corazón.

## AMISTAD

#### SONETO

Amistaa... amistad... frasismo vano! El hombre, por esencia comerciante, cuando puede comprar es un gigante, cuando quiere vender es vil gusano.

Ya que hay en la amistad Mercurio y Jano, me vuelvo como todos, traficante, me pongo al mostrador con buén talante, y doy la mano al que me da la mano.

Al que no deja, mi prudencia evita:

al que no quita, mi candor corteja; y en mi libro de caja queda escrita,

esta útil, excelente moraleja: siempre algo deja lo que nada quita, siempre algo quita lo que nada deja.

## SOMNIUM

Pulvis es et in pulveris reverteris, Gen-3-19.

Esta vida es un misterio, una visión vaporosa, una vereda escabrosa que conduce al cementerio.

Siempre la ambición que mueve, siempre delirios que embriagan, siempre sueños que no apagan ni los años con su nieve.

El hombre hasta vacilando, al borde del ataúd, sueña, en su descrepitud, siempre la dicha esperando.

Porque la esperanza trunca muestra siempre su faz bella, y siempre el hombre tras ella corre, sin tocarla nunca.

Y siempre su engaño fragua y siempre loco delira, y vive entre la mentira como el pez vive en el agua.

Busca la verdad su anhelo, y halla la razón curiosa, misterio en la negra fosa, misterio en la luz del cielo.

Porque ni esa luz alumbra á la extraviada razón...; esa luz, es ilusión; en vez de alumbrar, deslumbra

Esta vida infortunada que ama el hombre con empeño, es un ¡ay! dentro de un sueño; es un algo de la nada.

Es aire que en su carrera teje un velo de crespones; es un nido de ilusiones dentro de una calavera.

Es de óptica embarcación, que mira un ciego soñando, estela que va dejando sobre mares de ilusión.

Es un eco pasajero; es impenetrable esfinge; es el fantasma que finge la sombra de humo viajero.

¿Qué es la vida que la suerte con tanto rigor agita? —Palabra en el viento escrita por la mano de la muerte.

\* \*

Todo, Mwerte, lo derrumbas, todo tu poder asedia; porque la vida es comedia sobre tablado de tumbas.

Todo tu poder alcanza, todo tu poder nes roba, que barriendo va tu escoba, sueños, dolor, esperanza.

Sigue, Muerte, haciendo guerra sin piedad á los humanos; con tu cetro de gusanos y tu corona de tierra.

Al fin la tierra que halaga es madre nada ruín; nos alimenta y al fin ¡qué buena madre!... nos traga.

# EL POETA Y EL FRAILE

SONETO

En púlpito lujoso encaramado, pobreza el fraile con fervor predica y las ventajas del ayuno explica, diciendo que la gula es gran pecado.

El hambriento poeta desdichado encomia en su zahurda triste y chica, el lujo, los placeres y la rica mesa, que tiene gusto delicado.

¿Por qué el fraile que traga sin conciencia, quiere que expire su rebaño de hambre? ¿Por qué el poeta encomia la opulencia,

cuando carece de camisa y fiambre? Porque en el mundo con diversos modos, todos procuran engañar á todos.

# GOTA DE HIEL

Lasciate ogni esperanza.
D.::.ta

Entre la sombra del dolor me hostige sin que una luz ante mis ojos radio, y bostezando mi existir maldigo sin creer en nada, sin amor á nadio.

Para mí la esperanza está perdida, nada me importa mi futura suerte, ni tiene objeto mi cansada vida, que al corazón se anticipó la muerte.

Desde que al mundo vine, desgraciado un Gólgota infernal he recorrido; y no hay tormento para mi ignorado, que todos los tormentos he sufrido.

Mis horas de penar son infinitas, horas que al alma de ponzoña llenan, horas de mi expiación, horas malditas! en el reloj de los infiernos suenan! A nadie importa mi dolor eterno, y vago triste, descreído, aislado, como vaga en los antros del infierno el ¡ay! desgarrador del condenado.

A los hombres fastidio y me fastidian, que ruines los hombres me parecen: en la miseria estoy, y así me envidian: desgraciado me ven, y me aborrecen.

Los hombres me desdeñan, y por eso alzo orgulloso mi estigmada frente, que soy un Job como ambición de Creso, un reptil con instinto de serpiente.

También encuentro ponzoñoso gusto al mirar otro ser desventurado; porque así el corazón se vuelve injusto luego que el corazón es desgraciado.

Ser de fastidio y de ponzoña lleno. tengo de ira el corazón beodo. ¿Qué extraño es que se convierta en cieno una entraña que Dios formó de lodo?

Era mi corazón cáliz de llanto, del mundo en el vaivén quedó vacío, y aunque me hizo reir el desencanto, me duele el corazón cuando me río.

Esconde el corazón su mal profundo y ya no busca el corazón consuelo, que un desgraciado más no importa al mundo, ni un reprobo de más importa al cielo.

Y marcho, y la desgracia va delante marcándome la ruta que yo sigo: ¡pobre de mí, cantor extravagante, mezcla vil de filósofo y mendigo!

Ya no lloro perdidas ilusiones, ni el temor me desvela, ni el deseo, ni me importan las negras decepciones

#### DE ANTONIO PLAZA

ni espero porvenir, ni en nada creo:

Qué fué la gloria mi ilusión un día y mi alma era como fuego ardiente; y por eso, convulso, en mi agonía soñé con un laurel para mi frente.

Indfierente á todo, ya no quiero ni la gloria que audaz busqué anhelante; porque forma la gloria del coplero un sambenito do oropel brillante.

Recoge espinas, y prodiga flores; porque el coplero en la mundana feria vive atado con cintas de colores á la picota vil de la miseria.

Hoy que las penas sin gemir soporto, hoy que no sueño cual soñaba necio, nada me importa ya, ni á nadie importo, y hasta la gloria que adoré, desprecio.

Porque la gloria que desvela al hombre es una necedad abrillantada: ¿De qué le sirve perpetuar su nombre?... No quiero gloria ya, ni quiero nada.

¿Con qué seré feliz?—Nada hay bastante para darme esa dicha que yo anhelo, que siempre encuentra mi ambición gigante pequeño el mundo y aplastado el cielo.

Nada tengo, ni nada necesito, ni corro ya tras locas ilusiones, que en las zarzas de un Gólgota maldito dejé de mis creencias los girones.

¡Ilusiones!... ¡Amor!... Fué necesario que marchaseis al fin; pero no os siento, lentejuelas pegadas al sudario, pedazos de oropel que barre el viento.

No más soñar: fantasmas de colores.

idos, idos de aqui, quiero el olvido; porque es risible coronar de flores un ridículo cránco encanecido,

Gastado el corazón, herida el alma, llegué por fin de la vejez al puerto; voy á dormir en perezosa calma: ¡Adiós, edad, en que soño despierto!

## EL BORRACHO

SONETO

Generoso en la copa, ruín en todo; ronca la voz, inyecta la mirada. párpados gruesos, faz abotagada, y siempre crudo, cuando no beodo.

Perdida la razón, goza á su modo, y nunca estar en su razón le agrada; que el vino es todo, la razón es nada, y sólo vive al empinar el codo.

Cuando á inflamarle empieza el aguardiente lenguaraz, atrevido y vivaracho, es intrépido franco y excelente

amigo; pero juzgo sin empacho que no es franco, ni amigo, ni valiente; porque el borracho, en fin, sólo es... borracho.

# LAGRIMAS Y FLORES

#### A VIRGINIA

Soy el coplero cuyo cinismo, ha muchos años que celebró, en el estruendo de las orgías, los funerales del corazón.

Mi cránco que antes se enardeciera de los ensueños con el calor, de lindos sueños está desicrto, porque no es cierto lo que soñó.

Entre los sueños encontadores estaba oculta la decepción, y el desencanto con mueca horrible vino á burlarse de mi candor.

Soberbio entonces baje al infierno de infame crápula que me abrasó, y con sonrisa mefistofélica á las virtudes les di mi adiós.

Al ver que huyen mis esperanzas, lleno de ira me dije: «¡Oh!! las esperanzas son ilusioues, las ilusiones mentiras son.»

Y con mi tedio de condenado, con la amargura que da el dolor, en malos versos le doy al mundo la horrible presa de que me hartó.

A. Piaza.-11

Que rencoroso pulso mi lira; lira tan negra como el carbón, y en cada nota que de ella salta, se oye el rugido que da el rencor.

Cantor histérico del torpe vicio, busco en el vicio la inspiración; y á las virtudes y á las bellezas jamás, Virginia, les canto yo.

Pero á ti, joven, que eres tan pura como el aliento de linda flor, te doy un canto, yo que en el lodo perdí las flores del corazón.

Eres tú, virgen, llena de gracia, porque de gracia Dios te formó; tienen tus ojos color de cielo, tienen tus trenzas color de sol.

Tienes un tipo muy elegante, cuerpo de reina, dulce la voz, y tu epidermis es fina y blanca mas que la nieve del Septentrión.

Cuando en tus labios al conocerte, vi una sonrisa me pareció tu dentadura nido de perlas entre una rosa de Jericó.

Angel sin alas, que descendiste de la sagrada linda región, por ti los cielos vistieron luto, por ti la tierra se engalanó. Eres más bella que la esperanza más vaporosa que la ilusión; y donde pones tu pie pequeño, pone sus labios el casto amor.

Eres la reina de las hermosas, porque natura te concedió tantos hechizos como cabellos tienen tus trenzas color de sol.

Eres más noble que el sacrificio; interesante más que el pudor; envidia causas á las mujeres, pero á los hombres admiración.

Por eso, niña, cuando te canto mis ilusiones, llorando estoy... perdona, virgen, si mis cantares de tus encantos indignos son.

Para cantarte cual tú mereces. preciosa rubia, quisiera yo subir al cielo, robar su lira al increado poeta Dios.

## NADA

SONETO

Nada es quien fué nada. Pirron.

Nadaba entre la nada. Sin empeño á la vida, que es nada, de improviso viene á soñar que soy; porque Dios quiso entre la nada levantar un sueño. Dios, que es *El Todo* y de la nada es dueño, me hace un mundo soñar, porque es preciso; él, siendo Dios, de nada un paraíso, formó, nadando en eternal ensueño.

¿Qué importa que en la nada confundida vuelva á nadar, al fin, esta soñada vil existencia que la nada olvida,

nada fatal de la que fué sacada?...
¿Qué tiene esta ilusión que llaman vida?...
—Nada en su origen—¿y en su extremo?—¡¡Nada!!

# LA NOCHE

I

Tiende, noche, tu lóbrego manto, y en un mar de tinieblas, al sol, aloga, noche, que quiero mi llanto esconder en tu negro crespón.

Ya no quiero ni gloria, ni amigos, ni esperanza, ni amor, ni virtud; quiero sólo quedar sin testigos; quiero sombra; detesto la luz.

Quiero el llanto verter que nutriendo está siempre mi vida infeliz, y correr dando un grito estupendo, y después como loco, reir.

Que la luna entre sombras sepulte su maldita montaña de luz, cielo y tierra á mis ojos oculte, negra noche, tu negro capuz.

Que ni el eco á la voz corresponda, que se enlute del campo el verdor; que ennegrezca el cristal de la onda; que se arrastre maldita la flor.

Sólo se oiga del noto el silbido y del mar el solemne rugir; de agorera lechuza el graznido de la alondra el doliente gemir.

La pavura del gélido osario reine en torno; que el éter azul se convierta en inmenso sudario y la tierra en gigante ataúd.

De relámpago rojo las luces en el cielo de luto al flagrar, sólo alumbren de tumbas y cruces un calcáreo fatídico erial.

Si en el cielo, de bilis preñado, brilla acaso de luna el fulgor, que su disco, de sangre manchado, enrojezca ese cuadro de horror.

Las campanas distantes produzcan un tañido llorón, sepuleral; y los miasmas infectos conduzcan, salmodiado, imponente cantar.

Forma vana, severa, imposible, abandone el podrido ataúd:

misteriosa, cariada, terrible, vuelva un punto del sér á la luz.

Y sus órbitas duras esmalte fosforente, siniestro brillar, y de su antro de huese que salto carcajada estridente, fatal.

Que del rayo la voz tan temida truene y cruce distancia sin fin, y la tierra por él sacudida se abra y brote cadáveres mil.

Las culebras se empinen silbando, ruja sordo el terrible huracán; y los cuervos fastidien graznando; vengan rayos la fiesta á alumbrar

Esqueletos y momias horribles que la mano amarilla se dén, y las piernas torcidas, risibles, muevan todos con lento vaivén.

Y pedazos de tumba saltando, cruces, huesos y trozos de cal, al impulso del viento chocando improvisen orquesta infernal.

Y con cauda de sombras tejida, la diadema de fuego en la sien, desde un trono de tumbas presida el festín de los muertos, Luzbel.

El infierno en sus antros se agite; carcajadas arroje el dolor,

| У  | una  | voz   | estentórea  | que grite:    |
|----|------|-------|-------------|---------------|
| jm | aldi | ción! | ¡maldición! | ' ¡maldición! |

II

—¿Y la noche?... ¿Qué es la noche? Línea de sombras, que Dios en medio de dos crepúsculos, por dividirlos tiró.

Tenebroso mar con débiles ondas de luz y vapor, do el desengaño navega remolcando á la ilusión.

Cortinaje de tinieblas bajo el cual, en vil jergón, duerme el pobre, mientra en púrpura tal vez se agita el señor.

Caleidoscopio enlutado que muestra en gira veloz embusteras ilusiones y espectros que dan pavor.

Tumba inmensa en que sepulta su pena y su humillación el infeliz que en el sueño único placer halló.

De ese sueño que es tristeza,

honda laxitud, sopor, paréntesis de la vida, estupidez, absorción.

El desdichado quisiera nunca despertar, que el sol le trae sólo pesares, luto y desesperación.

De quien oprimido vive entre miseria y dolor, en su consuelo la noche, dormir su placer mayor.

Salve, noche! ¡Te bendigo! on tu funeral crespón oculto el llanto salobre que mi mejilla escaldó.

Y tranquilo en sueño blando venturoso á veces soy, porque en la vida del sueño sueño otra vida mejor.

## III

Suoño es la vida; iloramos y reimos, porque soñamos sin cesar despiertos, liasta que un sueño, sin soñar dormimos entre sombras y tumbas con los muertos; que á la nada fatal de do salimos, á esa nada fatal tornamos yertos; y en la noche solemne, impenetrable. descansamos en sueño perdurable.

# A INÉS NATALY

SONETO

Quiso mostrarse la clemencia santa y te infundió su soberano aliento; puso en tus ojos luz de firmamento y del ángel el trino en tu garganta.

Y admirándose al ver belleza tanta, —Baja—te dijo—al valle del tormento, y cuando el hombre en negro desaliento clame ¡NO EXISTE DIOS! mirale y ¡canta!

Y tú, cisne del cielo, la harmonía nos revelas del cielo al escucharte; yo, que olvidado el cielo ya tenía,

Enviada del Señor, quiero cantarte, que aunque la fe del alma apagó el llanto, donde Dios se revela, allí te canto.

# LEJOS DE TI

Lejos de ti, mujer encantadora, sólo encuentro fastidio en derredor; fastidio horrible al corazón dovora, porque sin tí ni alienta el corazón.

Lejos de ti, el triste pensamiento su imagen halla sin cesar doquier,

y tu imagen divina es mi tormento, y tu imagen divina es mi placer.

Lejos de li, si miro á otras mujeres radiantes de belleza y juventud, no ambiciono sus mágicos placeres, que mi único placer, linda, eres tú.

Lejos de ti, no encuentro qué me halaguo. en ti pienso las horas sin contar; y al querer que la mente se divague, entonces en ti pienso más y más.

Lejos de ti, de noche, en mi retir es cuando más estoy cerca de ti, porque tu imagen en el sueño miro bañada de pureza junto á mi.

Lejos de ti, no vivo, bien lo sabes. porque lejos de ti, mujer, estoy como sin aire las canoras aves, como sin agua la marchita flor.

Lejos de ti, la vida es un desierto. un horizonte lúgubre, sin luz, Océano las lágrimas sin puerto, un sudario maldito, sin ataúd.

Lejos de ti, mi vida es el hastío; porque mi vida absorbe la pasión, como absorbe á la gota del rocío la arena del desierto abrasador.

Lejos de ti, con júbilo muriera si enterrarme quisieran à tus pies, y cadáver tus lágrimas sintiera sobre mi yerto corazón caer.

Lejos de ti, mi frente está abatida; lejos de ti, mujer, no soy feliz; lejos de ti; no quiero ni la vida, que vivir no es vivir lejos de ti.

# **POLITEISMO**

#### SONETO

Tres dioses hay en uno soberano del romanismo en los celestes lares, dioses hay del salvaje en los aduares, y en el Nimbos también, del bonzo ufano.

En el absurdo Olimpo del pagano los dioses se registran á millares; dioses hay de Vischnú en los altares, y de Mahoma en el Edén liviano.

Con tanto dios y tanto paraíso, brota la horrible duda que atormenta, pero la duda cesa de improviso.

He aquí la solución que se presenta: Dios hizo al hombre; pero el hombre quiso, haciendo dioses, liquidar la cuenta.

# A UNA PRIMERA DAMA

EN SU BENEFICIO

¿Qué es el arte?—De dolores un germen, lleno de encanto; sol de quemantes fulgores; divino carmen de flores que riega el alma con llanto.

¿Qué es la luz?—Un pensamiento. ¿Y la gloria?—Una emoción en que hay placer y tormento; porque el mundo da al talento aplausos y proscripción.

Artista, la gloria quema; el laurel se torna en palma; el aplauso es anatema: porque el arte su diadema forma con llanto del alma.

Por eso tú, á quien pregona la fama actriz, y caminas entre aplauso que emociona, te ciñes bella corona de laureles y de espinas.

Sufro y triunfa: es necesario ya que tu ingenio profundo orna del arte el santuario, que atravieses un Calvario entre el aplauso del mundo. Sufre y triunfa: al fin la historia vendrá de tu nombre en pos, para guardar tu memoria; que si Dios es todo gloria, la gloria es algo de Dios.

# SIEMPRE SOLO!

SONETO

Si de la blanca aurora diamantina Se dibujan los célicos albores, los pájaros del viento moradores al éter mandan su canción divina.

Y si el sol orgulloso se reclina sobre un lecho radianle de colores, llenas de amor las carminadas flores entreabren su corola purpurina.

Todos tienen un sér que los comprenda, yo al vicio y la virtud indiferente aislado cruzo la maldita senda,

cual se arrastra en las rocas la serpiente; mas tengo un alma de vivir cansada que ni al cielo ni al mundo pide nada.

# EN EL CAMPO

1

Te saludo, santuario del reposo, como al Monte sagrado el pasajero; bendito seas, oasis misterioso; de bienandanza asilo verdadero!
Ojalá que á la sombra de esto añoso
árbol, encuentre la quietud que espero,
y un instante siquier torne á la vida
un alma por el vicio carcomida.

### II

De rica pompa te vistió natura, híbleo verjel, do cantan ruiseñores; te dió un riachuelo cuya linfa pura despide á la alborada sus vapores, y de tu suelo, en la feraz llanura rosas tejió de límpidos colores, que abren su botón sin pesadumbre del astro rey al resbalar la lumbro.

### III

Foco de luz, Edén privilegiado que respetan tal vez las tempestades; alcázar de esmeralda fabricado por Aquél que gobierna las edades; paraíso de flores habitado por feronias, ondinas y oreades; en ti de Dios lo grande se retrata, y al visitarte el pecho se dilata.

### IV

Es de tisú tu pabellón ingente que en perlas mana líquido rocio; huele á jazmin el tu amoroso ambiente, de azahar es tu bosque tan sombrío, y en roca de coral brota el torrente de plata pura que se vuelve río: por eso yo, tan linda, al contemplarte, tierra de promisión, quiero besarte.

1.70

#### V

Feliz si aquí sin pena y sin desvelo resbalaran mis horas venturosas, mirando en el esmalte de tu cielo las de oro y nácar nubes vaporosas. Ese Edén imposible que yo anhelo, lleno de luz, de aromas y de rosas, realizado en tus cármenes lo viera, y de Dios la clemencia bendijera.

#### VI

Si con la virgen que adoré sonando al asomar mis años juveniles, aquí estuviese de su amor gozando, pasara nuestra vida en los pensiles como dos colibrís pasan cantando; y fueran nuestras almas in antiles cual dos gotas del cielo desprendidas en el nectario de la flor unidas.

### VII

Corriera tras mi linda en el boscajo siguiendo las pintadas mariposas, y el aura al recoger el fino encaje me enseñara sus formas deleitosas: y al detenerla en sólito paraje mirara sus pupilas ardorosas, nácar la faz, el pelo destrenzado, y palpitante el seno fatigado.

### VIII

Y de azucenas y claveles rojos gruta ignota mis manos compusieran, do no asomaran importunos ojos. ni las blancas palomas nos sintieran; y ante ella alli postrándome de hinojos, á mi semblante los deseos salieran, y trémula medrosa presentara débil repulsa que el deseo aumentara.

### IX

Nos sorprendiera la callada noche, y al débil rayo de la tibia luna, cuando cierra la flor su tierno broche, cuando silencio á majestad se aduna y se oye sólo, cual lejano cocbe, el ruido que forma la laguna y el cielo vierte mágico beleño, díjérame convulsa: eres mi dueño.

### X

Y mi tórrido pecho en el turgente regazo de la hermosa reposara, y la ignea luz de su mirar ardiente en la región de mi alma se filtrara; y mi frente se uniera con su frente; y mi boca á su boca se juntara, y expirantes los dos, ebrios de amores, quedáramos sin vida entre las flores.

### ΧI

¡Necio de mí! En medio del tormento vagas visiones la memoria evoca; al hombre condenado al sufrimiento, padecer y morir es lo que toca; en vano, en vano de gozar hambriento alza castillos en su mente loca, que si un instante en su ilusión medita, viene más negar la verdad maldita.



Y expirantes los dos, ebrios de amores quedáramos sin vida entre las flores.

ANTONIO PLAZA



### XII

Huid de aquí, visiones nacaradas, de blanco lino y de glacé cubiertas: ¿Para qué presentáis abrillantadas imágenes de amor, sombras inciertas, si ya perdí mis horas encantadas, si lloro ya mis esperanzas muertas, y solo, lejos del mundano asilo, busco una tumba en que dormir tranquilo?

#### XIII

Un tiempo fué que al corazón de lodo le agitaban divinas emociones; en cáliz de placer bebí beodo soñando con preciosas ilusiones: en todo tuve fe, lo amaba todo; mas vinieron horribles decepciones, y todo miro descarnado, feo, y á nadie amo, porque á nadie creo.

### XIV

Soy nube tenebrosa que atraviesa el tendal, por los vientos arrojada; yo no sé adonde voy, ni me interesa; sólo sé que mi vida despreciada ha de acabar en medio la tristeza, de Dios y de los hombres olvidada; y aunque viaje ¡infeliz! de polo á polo, he de encontrarme solo, ¡siempre solo!

### XV

Si un viejo veo de niños rodeado, cual se rodea de vástagos la encina, que al oir que le llaman, padre amado, para besarles trómulo se inclina y de placer llorando, entusiasmado, gracias tributa á la Bondad divina, me digo: A ti, viajero sin abrigo, madie te llama padre, hermano, amigo.

#### XVI

Si niñas veo de ojos rutilantes, porque de amor la lumbre reverberan, que al mirar á sus jóvenes amantes, que también intranquilos las esperan, los abrazan convulsas, palpitantes, cual si un alma de dos formar quisieran, exclamo: Para mí no hay nada; nada; y nadie me dirige una mirada.

### XVII

Ama el jazmín la juguetona brisa; el ave al viento que orgullosa hiende; la fiera con el monte simpatiza; ama el sol el azul en que resplende: el río al mar buscando se desliza; todo se ama, se aduna, se comprende; sólo á mi corazón, injusto el cielo, al ostracismo condenó y al duelo.

## XVIII

Y marcho huyendo á la ventura errante, como rabioso perro perseguido; miro á todos los hombres el semblante y no encuentro un semblante conocido: y si caigo en el suelo, agonizante, de pensar y cansancio consumido, pasa esa gente, á quien muriendo imploro, y ni siquier pregunta por qué lloro.

### XIX

¡Ah, sólo tengo de dolor postrada mi pobre madre en su desnudo lecho; tal vez ahora expira ¡desgraciada! con flaco rostro en lágrimas deshecho, y su amarilla mano descarnada le da tortura á su huesoso pecho, y, conteniendo el estertor prolijo, con túrbido mirar busca á su hijo.

#### XX

Tal vez joh madre! ya no vuelva á verte, porque así cumpla al hado furibundo; víctima somos de contraria suerte, ambos ludibrios del artero mundo, tú dormirás bajo la losa inerte, yo seguiré mendigo vagabundo, y en tierra extraña dejaré la vida, sin que á nadie le importe mi partida.

### XXI

Mas cúmplase el decreto inexorable que dar le plugo al irritado cielo; al fin en este mundo miserable mentira es el placer, mentira el duelo; que puso Dios sapiente, inescrutable, pená en la dicha, en el dolor consuelo; zarza en la rosa, en la ilusión quebranto, llanto en la risa, risas en el llanto.

### XXII

Por eso, resignado y humildoso, sigo de espinas mi fatal camino. Quédate, adiós joh campo tan precioso, con gayas flores de matiz divino! Siempro sera, oasis misterioso que en éxtasis admire el peregrino; mientras yo soy, en la revuelta vida, pobre basura entre el turbión perdida.

# **EPIGRAMAS**

Aquí yace Blas Quiroga, ¡Hasta el entierro hizo droga!

Dicen que divina fué la invención del matrimonio; con tal invención á fe, mucho ha ganado el demonio.

La hermosa Doña Ventura descansa aquí boca arriba, porque cuando estaba viva le agradaba esta postura.

Y ¿cómo es el diablo, madre? Dime, para entretenernos.

- -Es un viejo feo, con cuernos.
- -;Si será el diablo mi padre!

La virtud de Inés no ofendas, porque me consta que Inés es mujer de muchas prendas. —¡Como que presta ocho al diez!

Más de once mil, no te asombres! vírgenes el cielo encierra, ¿y que así busquen los hombres una virgen en la tierra? Buenas cabezas, Tomás, están de gobierno en torno; pero á mí me gusta más aquellas calientes de horno.

¿Por qué llaman pretendiente al que anda en pos de un destino? —No lo sé, pero imagino que es por aquello del diente.

# VIRTUD Y CIENCIA

(PARA UN NIÑO.—EN UNOS PREMIOS)

Virtud excelsa, tu perfume aspiro en la voz de mi madre cariñosa, y de mi sueño en el crespón te miro tranquila sonreir, virgen preciosa.

De blanca veste y vaporosa falda, fuente de inspiración, rico tesoro, flor que mece en varilla de esmeralda hojas de nácar y botón de oro.

Fuego sublime que el Señor mantiene. te dió el cielo virtud, por atributo la ciencia divinal: árbol que tiene raiz amarga, pero dulce fruto.

Nosotros que á las aulas acudimos en la plácida edad de la inocencia, con afán empeñoso te pedimos un destello de luz. Divina ciencia, ciencia inmortal, maná del pensamiento, hija de Dios, angélico preludio del harpa de Sión, danos aliento en la senda escabrosa del estudio.

Sea el estudio nuestra única esperanza; amemos la virtud, niños queridos, que con ciencia y virtud el hombre alcanza años preciosos de ventura henchidos.

Al estudio, delicia de los sabios, consagrad lo mejor de vuestra vida, y acercará la ciencia á vuestros labios la copa del placer apetecida.

La ciencia, niños, nos dará renombre; miremos el estudio con cariño, porque la ciencia al niño vuelve hombre, y la ignorancia al-hombre vuelve niño.

## ENSEÑANZA LIBRE

#### SONETO

Muchachas sin camisa ni tomines, concepciones de honrada figonera, que no saben mover una tijera, ni remendar siquiera calcetines;

pero armadas de lazos y botines, pretenden sacudir su pobre esfera aprendiendo posturas de bolera, y á cantar como en ópera y maitines: Luego que estas chicuelas relamidas se conviertan en hembras pretensiosas, Primas Donas, con puff, marisabidas,

y nieguen á sus madres haraposas... para los ricos sobrarán queridas, para los pobres faltarán esposas.

# A MARIA

EN SU ÁLBUM

Han dichome que tienes, señora, un alma como la excelsa Virgen Inmaculada, y que de niño su corazón es casto como el armiño.

Es tu alma—dicen todos—humo de incienso que exhalando perfumes busca lo eterno, y en espirales giros va de la gloria á los umbrales.

Y doquier aseguran que eres tan buena, que las virtudes santas te son ingénitas; que en tu sublime alma, el Dios de los justo, su amor imprime.

Todos saben, señora.
que eres un ángel,
y lo que saben todos
tú no lo sabes;
porque, María,
es tu modestia ingente
cual tu valía.

Yo que en crápula inmunda crecí, maldito, y al ejar mis creencias entre los vicios, necio, beodo, los brillantes del alma arrojé al lodo.

Yo que en el fuego impuro quemé, señora, del corazón las flores hoja tras hoja, y después lleno de odio, la ceniza, cubrí con cieno. Yo, en fin, que sin virtudes me hostiga todo, cuando virtudes miro caigo de hinojos, y alzo mi canto donde quiera que brillan con fuego santo.

Por eso mis cantares
consagro á tu alma,
linda como el ensueño
de la esperanza,
que entre mujeres,
por tu virtud excelsa
bendita eres.

# ¡HOSANNA Á LOS PILLOS!

I

El mundo es comedia, no sé quien lo dijo, pero es una farsa de risa y gemidos, en que hacen primeros papeles los pillos.

Aquel que de honrado se precia, por digno, no pasa en la vida iamás de borrico. ¡Dichoso el que lame como un falderillo la pérsica alfombra de prócer conspicuo, y brinda gozoso en prosa ó idilio por glorias excelsas de noble caudillo, cantándole siempre que es máximo altísimo!

¡Feliz el mengundo
que haciéndose minimo.
será con el tiempo
lo menos ministro!
Que al fin es el pueblo
un pobre pollino,
que nunca las coces
tirar ha sabido,
y carga la carga
sin dar un respingo!

¡Dichosos los bajos! ¡dichosos los picaros!

Venid, marmitones, formad un gran circulo, cantando entusiastas, ¡Hosanna á los pillos!

### II

Feliz quien del robo haciendo un oficio, con veinte por ciento le presta al vecino. Y si este se queda sin torta ni abrigo, al caco le importa

todo eso es un pepino Un mutuo usurario es bueno y es licito; la ley lo protege, la ley que hace rico al noble usurero que medra tranquilo sembrando su vida de goce infinito, que si ella es el goce, gozar es preciso.

¡Que vivan las leyes,
las hembras, el vino!
en rápida polka,
en grave zorcico,
en wals vaporoso,
en danza y en brincos.
Con júbilo el caco
arroja este grito:
venid marmitones,
formad un gran círculo
cantando entusiastas
¡Hosanna á los pillos!

### $\Pi\Pi$

Feliz el que tieno por cánon político pasar la existencia viviendo del fisco,

¡La patria!... ¿qué importa que ruede al abismo, y cargue el demonio con todos sus hijos? dichoso el que antaño quemaba rendido migajas de mirra
al viejo Benito;
á Lerdo más tarde
y hoy dice á Porfirio
que es de sus adeptos
el más decidido,
y grita entusiasta
que es don Vicentico
general insigne,
muy generalisimo.

Al ver á éste y otros famélicos bichos, que siempre á la nómina están adheridos, gobierne ya Pedro ó Juan ó Remigio, sonando las manos entonces les digo: ¡Salud, miserables! ¡Hosanna á los pillos!

# EL JUGADOR DE DOMINÓ

#### SONETO

El lápiz en la oreja prisionero; su fortuna, es real que está á su fronte; si la pierde, baraja disciplento y cambia de lugar el majadero.

Pierda ó gane, regaña al compañero; marca las dobles con destreza ingento;

ccha un forro con animo valiento y debe á todos; pero paga cero.

Es el café su perenal morada: el fosforito su placer más puro; la pereza se pinta en su mirada;....

y sin goces viviendo y sin futuro, nada sabe, ni sirve para nada, ni dispone jamas de un peso duro.

# UN EMBUSTERO

#### FABULA

«¡Uid!»—Gritaba un charlatán osado, ante inmenso auditorio de babiecas que en derredor bullía, y escuchaba extasiado, como el concurso aquel de las Batuecas, ó como escucha á veces el pueblo rey en alta galería del onagro conscrito las sandeces.

«¡Oid!»—El badulaque repetia—
«Bajo esta capa que á mi seno arropa,
hay oculto un objeto primoroso
de tan sin par valia,
que por él se navega viento en popa
en el mar de la vida proceloso.

De este objeto adustivo es en el mundo La posesión, señores, siempre grata; todos quieren lograllo, y hasta el avariento por tentallo, á pesar de su vicio nauseabundo, diera al instante su escondida plata.

Preciado talismán, maguer maldito; todo, todo por él es conquistable: su poder infinito un procer puede hacer de un miserablo.

Por él suelen pescar muchos gandules entorchados, capelos y curules. El conquista la paz, la guerra enciende, él transtorna á los reyes y naciones; vuelve derrochador al mentecato; convierte á los honrados en bribonos, al viejo vuelven niño, al cuerdo loco; él convierte en audaz al timorato, en pobre al rico, viceversa al pobre, y torna en calavera al mogigato, pues no existe milagro que no obre'

No hay poder que le iguale:
ni de Moisés la vara prodigiosa;
ni la varita de virtud del cuento;
ni la lámpara asaz maravillosa;
ni el oro, ni el talento,
valen le que éste vale;
porque en el mundo su fatal influencia
es superior al oro y á la ciencia.

Hasta el santo cartujo de la Trapa...

¡Calle! •—dijo un curioso—• yo ambiciono
conocer lo que oculta y... •¡no se escapa! •
Diciendo así, tiróle de la capa
y halló tras ella un desgraciado mono.

¡Cuán cierto es que un hablador tunante del objeto más vil forma un gigante!

# A SOLEDAD AMAT

(EN «FLOR DE UN DÍA»)

#### SONETO

Y ¿tienes ambición? ¿Excelsa gloria quieres que brille en tu inspirada frente? ¿Quieres que pase á la futura gente en alas de los genios tu memoria?

¡Bien, Soledad! Es tuya la victoria, porque tienes de *Lola* el alma ardiente, porque sientes también como ella siente, y artista que ama así, pasa á la historia.

Y ¿por qué por la gloria tanto empeño cuando nada es la vida, y todo en ella es sueño nada más, es Flor de un día?

No...; no! que si la gloria fuera sueño, Dios no hubiera formádola tan bella, ni en la gloria su ser existiría.

# LUZ Y SOMBRA

Ι

Es la estación de brisas y de flores, y son bellas las flores y las brisas; y los pájaros cantan sus amores, y natura prodiga sus sonrisas. II

Hermosa noche tiende su manto. Hermosa luna de su óvalo desprende blanquísima la luz;

la luz en que derrama ilusiones tan lindas, que por ella se inflama de amor el cielo azul.

Y fino, apasionado, por agradarla estenta de estrellas salpicado su rico pabellón.

La dama corresponde y asoma su faz lánguida, ó coqueta la esconde en nube de crespón.

El, si la ve, se adorna con brillo esplendoroso, y si se escondo, torna su brillo en lobreguez.

En la órbita estrelladæ la célica parej difundo enamorada sosiogo y languidez,

Las palomas amantes so arrullan escuchando las ondas sollozantes do arroyo de cristal.

La rosa, casta y bella, se inclina, desfallece,

y viene junto á ella el viento á suspirar.

Con verde rico traje la tierra se engalana; de nieblas es su encaje, de rosas su corsé.

Del cielo los fulgores, los poros de la tierra, las aves y las flores palpitan de placer.

El amoroso viento conduce llama tibia, y quema á fuego lento el frágil corazón.

En la tranquila calma de noche tan preciosa, amor respira el alma, respira todo amor.

En éxtasis la mente, de Dafne hasta las selvas en ilusión ardiento transportada se ve.

O recorre soñando de Armida los vergeles, en intuición gozando de lo que sueño es.

Ven á mi lado, hermosa, y on la lánguida noche con su venda preciosa nos unirá el amor.

El hielo de la muerte

do mi alma se apodera· pero se siente fuerte de tu seno el calor.

De la noche gocemos; si el campo no te agrada, á mi albergue pasemos, allí te haré feliz.

¿Aceptas? Ven, ¡mi linda! apóyate en mi brazo que mi retiro brinda placeres mil y mil.

## III

Y mi frente á tu frente juntardo sentiré de tu sien el calor, en la luz de tus ojos mirando el edén que Mahoma soñó.

Tu mirada revélame luego que de amor te devore la sed; mas no temas que á mí falte fuego para el fuego que quema tu sér.

¡Beberemos! La pena destierra, que la vida es un sueño fugaz, y el sepulcro es un montruo de tierra que más tarde nos ha de tragar.

Mira, bella, el champaña espumoso cómo subo al dejar su prisión; bebe más que esc néctar sabroso á otro mundo conduce mejor.

Adornaste con flores en vano

tu albo seno que incita á gozar, que si pongo yo en ellas la mano hoja á hoja en el suelo caerán

Bebe más, que beber es la vida, y es el alma el sabroso licor lo que lluvia del cielo caída sobre rama que el noto secó.

Si el vigor con el goce perdemos, y si el goce nos hace callar, nuestro goce inefable expresemos con los ojos, mujer, nada más.

Si la vida entre goces exhalas, tu sudario será una ilusión, y de amor en las tórridas alas volarás hasta un cielo de amor.

Quebraremos las copas, los vasos; que tus labios de fino carmín, osos labios de fuego no escasos, mejor copa serán para mí.

El amor, el placer, los licores, ombellecen la vida fatal; fabriquemos un sueño de amores, y no de ól despertemos jamás.

Un placer infinito apuremos; y aunque muertos nos hallen aqui, nuevos goces los dos inventemos, que es muy bello gozando morir.

### IV

Retirate, mujer. Ya no me beses: con el cansancio y la verguenza lidio; eres cáliz precioso, en cuyas heces el brebaje se encuentra del fastidio. El placer fatigoso que me ofreces de una linda ilusión es el suicidio. Qué necio fuí con mi pasión de fuego! Qué necia fuiste al escuchar mi ruego!

Yo te miré más linda que celaje, de blanca gasa y de crespón vestida; pero al quitarte el vaporoso traje hallé sólo una momia corrompida; momia que engañas con sin par ropaje, y aspiras necia á encadenar mi vida; ¿juzgas tú que mi amor queda pagado con un deleite de que estoy hastiado?

Pobres mujeres, torpes cortesanas, embusteras, postizas hermosuras: la virtud os hiciera soberanas, y esclavas os rendís Evas impuras, una ardiente ilusión matáis, livianas, con deleite sensual. Locas criaturas, ebrias de incienso descendéis al lodo, y al perder el pudor, lo perdéis todo.

# EN LA LOSA DE UNA NIÑA

SONETO

¿Te faltaba, Señor, alguna estrella que colgar en el éter tachonado?

¿ó un ángel que sentar en el sagrado solio brillante donde el sol destella?

¿Me diste acaso una ilusión tan bella para así destruirla despiadado? ¿ó del hombre que gime desgraciado no llega á tus oídos la querella?

Perdona mi blasfemia detestable; arrepentido ya de mi torpeza comprender tus misterios no ambiciono:

Respeto tu justicia impenetrable, y conozco que ese ángel de pureza digno era sólo de tu excelso trono.

# ARBOL SIN FRUTO

Rico el viejo de abriles y arrogancia, onozco al mundo—dice,—porque olvida ue es la existencia una perpetua infancia, a vejez una infancia encanecida, la ciencia del hombre la ignorancia.

El anciano, ese niño que chochea, retende el velo desgarrar, impio, le la verdad, que conocer desea...
¡Pobre Ixión abrazado del vacío!
Pobre Alcidas que en mármol se recrea!

Nadie este mundo conocer espere: coco es de sueños nuestra edad florida, y aunque otra edad á la razón prefiere la muerte llega al sospechar la vida, y el hombre, niño, como nace, muere.

# CONSOLACIÓN

SONETO

Bienaventurados los que han hambre. ;
San Mateo

Nunca olvides de tu hambre en los horrores que tesoro es la fe, pan la esperanza; quien va al Calvario, en el Tabor alcanza la gloria que enaltece sus dolores.

Tras negra noche vienen los fulgores de un sol divino que sus rayos lanza; tras la borrasca viene la bonanza; tras el soplo invernal llegan las flores.

Sufre, sin que una queja se deslice; es el sufrir de la paciencia padre; cuando llores hambriento é infelice

y negra humillación tu alma taladre, oye la voz solemne que te dice: Vete á moler á tu señora madre.

# TUS OJOS

Ni la luz refulgente de la aurora, cuando rasga del cielo la cortina, ni los rayos de fuego con que dora el igneo sol la corpulenta encina. pueden brillar, mujer fascinadora; que todo tu mirada lo domina, y á la aurora y al sol causan euojos la luz fulgente de tus lindos ojos.

## A UN ACTOR

(En su beneficio.)

SONETO

Desde su alcázar de rubí fulgente, de donde brota esplendoroso el día, viéndote afable la sin par Talía guirnaldas teje para ornar tu frente.

Allá en su pecho conmovido siento albergarse profunda simpatía; y al ver tu empeño que brillar ansía, jes mi hijo!—dice—con delirio ardiento.

Sigue, artista, atrevido, á los altares de la gloria subiendo con cuidado: con faz altiva y luminoso vuelo;

Y aunque no llegues de lejanos mares, exclamaré de orgullo circundado: También hay genios en mi patrio suelo.

# 16 DE SEPTIEMBRE

Venid, el hrapa que tomé en mis manos cuando vagué por la infecunda arena, tiene una maldición á los tiranos, Que en sus berdonas ásperas resuena.

Mármol.

J

La Virgen de Occidente, ondina de los lagos, la fada de ojos negros brillantes como sol, la linda como estrella sagrada de los magos, la perla que soñaron Virgilius y Colón: la Venus de los castos idílicos amores, sultana sobre lecho mullido de arrayán, azteca soberana, señora de señores, la reina de cien reyes, indígena beldad.

Lloraba sin ventura sufriendo los insultos que audaz le prodigara ibérico invasor; cadáveres sus héroes rodaron insepultos, hollados por el casco de exótico bridón.

Las plantas extranjeras pisaron estos lares, al genio revelados del sabio genonés, que con audacia suma condujo á nuestros mares carabelas compradas con joyas de Isabel.

La gente aventurera que vino de otro mundo, inmarcesible gloria queriendo conquistar, cubrió nuestra campiña de luto sin segundo, taló de nuestros padres la espléndida heredad.

Y aquellos españoles que retemblar hicieron la tierra infortunada del gran Tezozomoc, á las hondas, macanas y flechas, opusieron el estallido ignoto de horrisono cañón.

Batallas designales el campo estremecían, que nunca el mexicano se rinde sin luchar; en yácatas profundas los muertos no cabían... Era una fosa inmensa el suelo de Anahuac.

De sangre se tiñeron las olas de los mares de sangre se tiñeron las rosas del pensil, las llamas devoraron alcazares y aduares, y México fué presa de horrores mil y mil. Manchóse la teocali con la sangre inocente de aztecas que Alvarado inermes degolló. ¡Lástima que un guerrero de corazón valiente dejara en su memoria caer ese borrón!

Preparó la hecatombe con frases de cariño, y su traición infame le vino á conquistar la gloria del gigante que lueha con el niño la gloria del cobarde que mata por detrás.

Aquellas indomables legiones altaneras que luto y exterminio sembraron por doquier, cazaban á los indios como se cazan fieras, y el estertor del indio formaba su placer.

La guerrera falanje que trajo en sus pendones el símbolo sagrado sublime de la Cruz, en medio de atabales y fuego de cañones importó el Evangelio divino de Jesús.

Y frailes y caudillos hallaron desde luego en México la bella espléndido botín; y expiró atormentado en su lecho de fuego el héroe de los héroes, el gran Quautemotzin.

Sedientos de riqueza en sangre se bañaron, doquiera desplegando un lujo de crueldad, y trémulos de ira, mataron y mataron, la raza conquistada queriendo exterminar.

Que sangre y sólo sangre formaba su delicia, un sudario sangriento sirvióles de mantel: viles migajas de oro tentaron su codicia, y sobre negras tumbas basaron su poder. Las púdicas doncellas lloraban deshonradas por la torpe lascivia de audaz conquistador; y las nobles matronas sufrieron indignadas ultrajes inauditos de soldadesca atroz.

Y la virgen que antes posara sobre flores aurifera sandalia, perdió la libertad; su veste desgarraron altivos vencedores, y tuvo por corales cadenas nada más.

¡Ay! México la hermosa, señora independiente, rodar vió por el fango su límpido blasón; y al extrajero yugo dobló su altiva frente sufriendo resignada tres siglos de opresión.

Tres siglos de conquista, de nobles y virreyes, y frailes que atizaron la hoguera de la fe; tres siglos en que España dictó á su antojo leyes, tres siglos ominosos de gótico poder.

Tres siglos coloniales de triste remembranza; tres siglos en que Méjico sus fastos enlutó; porque los conquistados creían sin esperanza eternas sus cadenas, eterno su baldón.

#### II

Mas Dios quiso en sus favores que un sacerdote bendito. lanzara de guerra un grito en el pueblo de Dolores.

Grito fué que, por ventura, Epico recuerdo encierra: porque retembló la tierra con el grito de aquel cura. Grito que escuchó la gloria ebria de placer profundo; grito que se oye en el mundo repetido por la historia.

Dios del suelo mexicano retirar quiso el azote, que al grito del sacerdote palideció el castellano.

Fué aquel grito, no os asombre, de resultado inaudito, que al escuchar aquel grito volvió el esclavo á ser hombre.

El que antes, pobre villano, los ojos alzara apenas, trituró con las cadenas la frente de su tirano.

Y tranquilo, porque encono no cabe en pechos valientes, con un grupo de insurgentes desafió el párroco al trono.

El trono aprestó legiones con rencorosa bravura, y la mitra lanzó al cura tremendas excomuniones.

Realistas independientes, por intereses extraños, lucharon años tras años, y corrió sangre á torrentes. Fosas y fosas llenaban las huestes del rey odiosas, y del centro de las fosas nuevos soldados brotaban.

Y lleno de fe sencilla en mil combates librados, batió el cura á los soldados intrépidos de Castílla.

Y armado de buen derecho, entre las sangrientas olas, opuso siempre su pecho á las balas españolas.

Pero Hidalgo en su delirio, halló abrojos y no flores; que Dios da á los redentores la corona del martirio.

Y cual Moisés, que la vida al perder sin pesadumbre, vió brillar desde la cumbre del Phasga, la prometida

tierra, así el cura egrégico, de su gloria en el vestíbulo vió brillar desde el patíbulo la independencia de México,

Hoy con júbilo profundo. conmemora el mexicano ol grito de aquel anciano, que fué el redentor de un mundo, E Hidalgo desde la gloria tiene aquí sus ojos fijos, porque nosotros, sus hijos. bendecimos su memoria.

Hoy mi labio á nadie inculpa. ni vengo á encender rencores, porque de aquellos horrores tuvo la época la culpa.

Por mi parte, sin violencia y sin temor, lo confieso: la conquista fué un progreso; un deber la independencia.

Hoy benditas afecciones han substituído á la saña; porque México y España son dos hidalgas naciones.

Y á todo español diremos: «Aquellos hechos pasaron; si nuestros padres se odiaron, nosotros nos amaremos».

Porque, creedme, señores, siendo grandes y benignos, podremos hacernos dignos del párroco de Dolores.

#### III

Anciano venerable, quizá en el cielo penas mirando de tu patria el porvenir fatal; de tu patria que tiene escrita en sus cadenas la irónica palabra de santa libertad.

La patria que dormida al borde del abismo, su estúpido letargo no quiere sacudir; aquí la democracia es negro despotismo, la estafa y el capricho las leyes son aquí.

Mas confórmate, Cura, con tu brillante suerte, que en libro misterioso por Dios escrito fué: que de los grandes hombres sirva sólo su muerte para que tengan vida los pequeños después.

# EL BUEN SENTIDO

Allá en los tiempos remotos, en la genésica edad, cuando mamaba Tancredo solamente á su mamá; errabunda y amarrida la indeclinable Verdad viajó en desnudez completa, enseñando, como Adán, un espectáculo sin el signo gramatical.

En ese ropaje impúdico nadie la quiso aceptar, y despechada huyó entonces, como huyó Don Sebastián.

Al instante la mentira vino su puesto á ocupar, ornada con falsas joyas y con sérico disfraz.

Parece que el Buen Sentido también como ella se va, si no quieren los mortales proveer De conformidad á varios puntos que abraza un extenso memorial que en forma elevó, pidiendo lo que sigue y algo más.

cur: \*\*

Que los gobiernos gobiernon con el palo y con el pan, y que haya sólo dos sopas para el que proceda mal; que no sea mito el sufragio que no sea mito la paz, el poder de los ediles y la ley fundamental. Que no vengan al Congreso los burros á rebuznar; que se dé asilo en la cárcel á tanto infame curial; que á todo judío que presta asi, como Ali-Valay. los expertos petardistas lo dejen sin un real; que los fulleros que roban con la sota y con el as, marchen á medir los muros del castillo de San Juan: que á los pollos que se achispan, á esos pillos en agraz,

á mañana, tarde y noche los flagelen sus papás; que á las viejas se les quite de la legua la mitad; que den las pollas de baja el morrión piramidal, base del petit sombrero, con más rosas que un rosal; pues así parece que vendiendo cuajada van; que á don Vicente Palacio. novelista y general, por ser en letras recluta y en las armas algo más, para que sane y despierte, del sueño presidencial, en el palacio de locos. le den hospitalidad, y que á su espada febrida cuelguen en el gavilán inmaculadas coronas de azucenas y azahar; que Romero, ese que suma y resta sin caridad, para saber dividir aprenda á multiplicar; que á tanto versero imbécil que ignora hasta el b-a-n, banse le remita á la escuela, á donde también irá ol imbécil que á sus versos pone aqui punto final.

#### **EPIGRAMAS**

Mariquita siempre-viva una noche resbalo; y aunque cayó boca arriba el vientre se le inflamó

El marido de Violante no estudia: pero es pasante.

La doncella Vasconcelos murió llena de dolor alumbrando dos gemelos... Era doncella de honor.

Se casó don Celedonio y todo es para él ganancia, porque halló en el matrimonio el cuerno de la abundancia.

Isabelita Meneses, siendo tan pobre y tan bella, al cielo se fué doncella y murió de quince meses.

Ya no cura el doctor Lario: ¡Este sí es humanitario!

El empleado Govantes aquí reposa como antes.

Doña Manuelita Ocio un pleito tiene enredado; pero no encuentra abogado que le agite su negocio.

El marido de Tomasa vió un cuerno, y sin dilación cargó con él á su casa para tener refacción.

El bruja Mariano Uceda, aunque no tiene cuartilla, se atreve á hacerle la rueda á una muchacha riquilla.

### LA CIENCIA

(LEIDOS POR UN NIÑO EN UNOS PREMIOS)

La ciencia es, niños, de virtud asiento, raudal que no se agota, corona del estudio y el talento, fúlgido sol que en el espacio brota, dando calor y vida en el pensamiento.

Limpio fanal de blanca transparencia, emanación ingente de sublime, sin par omnipotencia; porque es fecunda cual de Dios la frente; porque forma su luz de Dios la ciencia.

Por la ciencia el mortal rasga ese velo de ignorancia, que aterra; por ella, en fin, con empeñoso anhelo investiga los antros de la tierra, y los mundos que ruedan en el cielo.

Nosotros, que en la cuna despertamos ayer, y sonreimos á la primera luz que contemplamos, hoy en pos de otra luz aqui vinimos; la luz del alma es, si la alcanzamos.

Tendremos, niños, al dejar la infancia, un porvenir risueño, conquista del estudio y la constancia; que al hombre hace la ciencia dios pequeño, y en bruto le convierte la ignorancia.

## A UNA ACTRIZ

SONETO

Intérprete feliz del pensamiento, ángel que brillas en la gloria humana, ciñéndole á tu frente soberana la espléndida corona del talento.

Heroina del noble sentimiento, no me admira el laurel que te engalana; porque sé que en la tierra mexicana el genio tiene su mejor asiento.

Sigue la gloria en tu sueño santo, y conquista renombre sin segundo en la futura edad, que yo entretanto,

al aplaudirte con afán profundo, diré orgulloso en atrevido canto: Nada envidias joh, patria! al viejo mundo.

### A LORETO

(EN SU DÍA)

Feliz el que recuerda en sus cumpleaños las horas que vinieron preñadas de placer; feliz quien no ha sufrido terribles desengaños; feliz el que no bebe la copa de la hiel.

Feliz el que recoge sin pena en su camino las flores de la vida que el cielo perfumó; feliz el que no lucha con bárbaro destino, feliz el que no pierde, luchando, el corazón.

Feliz el que acaricia la faz de la esperanza; feliz el que se duerme sonándose feliz: feliz el que despierto contempla en lontananza, bordado de placeres, brillante porvenir.

Feliz el que transita se ruta de ilusiones, llevando ante los ojos la venda de la fe; feliz el que no sabe que negras decepciones arrancan esa venda. Feliz el que cree.

¿Eres feliz, Loreto? ¿Iguales y tranquilas tus horas se desprenden, trayéndote, quizá, ventura tras ventura?... ¿O acaso en tus pupilas, del infortunio sientes las lágrimas temblar?

Yo miro en tu semblante un algo que entristece: señora, yo adivino que no eres tú feliz; tal vez una esperanza en tu alma desfallece; tal vez una creencia ha muerto para tí.

¿Por qué si Dios te hizo tan buena como hermosa, tus ojos impregnando con luces del Edén: por qué permite, dime, que pena silenciosa tu corazón trucide, simpática mujer?

¿Por qué misterio triste tu seno deposita? ¿Por qué te enluta el alma la noche del pesar? ¿Y por qué todos sufren, Loreto, en la maldita Tierra, en la que se vierte de lágrimas raudal?

Nunca hablas de tu pena; pero sé que padeces, aunque quieras tu palma de mártir esconder. A mí con tu tristeza, señora, me entristeces. que yo también padezco al verte padecer.

Feliz si yo pudiera, hermosa infortunada, derramar en tu herida un bálsamo feliz, y tus pesares todos leer en tu mirada, y al quitártelos todos, temarlos para mí

Feliz fuera, Loreto, si acaso conocieras cuánto mi pecho apena tu negro padecer, y como te comprendo también me comprendieras, que dos infortunados compréndense muy bien.

Perdona, si me atrevo tu pena á recordarto en la bendita fecha que marca tu natal; jojalá que pudiera de gloria coronarte, y á tus pequeñas plantas el goce encadenar!

Coplero sin fortuna, sólo tengo mi lira, que bárbaro destino de luto la cubrió; por eso es triste el canto, señora, que me inspira ¿ afecto que siente por ti mi corazón. Dios quiera que tranquila resbale tu existencia; Dios te dé más placeres que pesares dió á mí: Dios haga que te halaguen con su divina esencia las flores purpurinas, encanto del Abril.

Dios quiera que recuerdes, en cada cumpleaños, las horas que pasaron preñadas de placer;
Dios quiera que no sufras terribles desengaños;
Dios quiera que no apures... la copa de la hiel,

## **ADVERSIDAD**

#### SONETO

¡Cómo llueven lisonjas y atenciones cuando acaricia la fortuna grata; pero si el bienestar nos arrebata, todo es burla, desprecio, decepciones!

En el mísero valle de aflicciones la amistad, en quien Jano se retrata, erige altares á su Dios de plata, que en la vida no hay más que situaciones

Tanto se decepciona y desconsuela el mártir del destino furibundo, que al perderse la fe, su alma se hiela,

y todo mira con horror profundo; porque la adversidad es una escuela en que se aprende á detestar al mundo.

#### LOS CORNUDOS

#### APÓLOGO

Tigre y León en lides irritantes, promovidas por bajas ambiciones, determinaron con sin par bravura conducir con presteza al campo del honor sus batallones. (Se llama así, y se llamaba antes, el sitio do se rompen la cabeza multitud de asesinos ignorantes.)

Aprestan, pues, sus bélicas legiones ansiando resolver en la campiña elevadas cuestiones de colmillos, de garfios y rapiña. (Aquí el apologista hace otra pausa para decir que esa de las guerras civiles es la causa.)

Avaro el tigre de botín y gloria,
llamó con gran presteza,
y de diversos modos,
á los que armada tienen la cabeza;
y refiere la historia
qus esta vez los cornudos,
leales y cumplidos,
no se hicieron los sordos, ni los mudos,
porque vinieron los cornudos todos,
exceptuando el demonio y los maridos.

Desde el alacranejo emponzoñado hasta el rinoceronte corpulento,

el cibolo pesado, y el bravo toro de luchar hambriento. se alistaron con ánimo esforzado; y con tantos cornudos animales de astas rectas, caídas, espirales, apareció del tigre el campamento como bosque de secos matorrales.

Sonó la hora fatal de la batalla; las falanjes tendidas una de la otra al frente, lialláronse atrevidas.
Reinó silencio lúgubre, imponente; alzó la cara el burro, mostró el diento. y rebuznando á guisa de corneta, dió la señal terrible del combate.
Al escucharla, el toro cayó al suelo; sacó la garra el tigre enfurecido; arcóse el gato y esponjó la cola; mostró su diente la pantera insana; y el do las selvas rey, siempro temido sacudió la melena soberana, rugió feroz, y... comenzó la bola.

hizo temblar el suelo su carrera:
nubes de polvo alzaron,
y diré ivoto á sanes!
(magüer diga gigantes desatinos)
que una y otra chocaron
cual pudieran chocar dos huracanes,
formando uno dos negros remolinos;
pero en el choque la cornuda tropa
á su enemigo le enseñó la popa.
poblando el aire de medrosos gritos,

corrieron sin sosiego los cornudos malditos. como los generales corren luego.

Diz que el felino, entonces, con enojos sintió brotar ardientes gotas de sangre en sus siniestros ojos, y que clamó entre dientes, al mirar su derrota consumada: los cornudos no sirven para nada.

¿Moraleja?... Lector, no te la digo, que si á decirla viérame obligado, más de un casado fuera mi enamigo y tú, tal vez, lector, eres casado.

## **EPIGRAMAS**

El trapacero Canuto hace un año que murió: pagó á la Parca tributo...

—Fué lo único que pagó.

Tú que el dedo no te mamas espero que me dirás: ¿por qué á las mujeres, Blas, algunos les llaman damas? —Porque aman al que da más.

Dijo la niña Isabel cuando con Juan so midió: No somos iguales: él tiene un dedo más que yo.

Oiga, señor de la Torre, ¿Por qué á un militar cualquiera le dicen que está en carrera? ¿por qué ha de ser?... porque corre.

¡Lindos pies te ha dado Dios! bien mereces otros dos.

Hicieron guarda de aduana marítima y Jaramillo, y á poco su bella hermana resultó con un chiquillo.

El, muy enojado, pronto quiso matar al muchacho; pero ella le dijo: «¡tonto! to quedas sin el despacho!»

## **BACANAL**

La vida es la vida, cuando ella se acaba, acaba con ella también el placer; de inciertos pesares ¿por qué hacerla esclava? para mi no hay nunca mañana ni ayer.

Si mañana muero que sea en mala hora, ó en buena, mal dicen, ¿qué me importa á mi? goce yo al presente, disfrute yo ahora, y el diablo me lleve, si quiere, al morir.

Esprencela.

Bebamos, mis amos; el néctar delicioso en cálices de oro, mitigue nuestra sed; los labios de una virgen de seno pudoroso nos lleven entre aromas de Venus al Edén. En góndola de naipes, con séquito de hadas, bogando sobre golfo inmenso de coñac, á la isla del olvido marchemos, camaradas, que al fin es la existencia perpetuo carnaval.

Divino es nuestro cielo, sus nubes de colores mil rayos de esperanza arrojan por doquier, mil rayos que iluminan nuestro campo de flores... si vivimos ¡vivamos!; la vida es el placer.

Que choquen nuestras copas. El mal que nos abruma sepúltese en un piélago de límpido licor; que allí se queme el alma, y en alas de la espuma audaz el pensamiento remóntese hasta Dios.

En buena hora el hipócrita nos llame irreligiosos; sus máximas ridículas sabremos despreciar, predíganos, si quiere, castigos horrorosos, al cabo que la tumba no tiene más allá.

¡Infierno! ¡Purgatorio! ¿Qué importan los tormentos futuros, si la dicha nos da la juventud?... Formad un bello grupo los de placer hambrientos, y alzando vuestras copas, brindad por Belcebú.

Bebamos, y burlemos consejos tan pueriles, dejando en todas partes la huella del placer, que, como pasa el humo, pasan jay! los abriles, y pronto sentiremos la frente envejecer.

Bebamos, porque el dedo del Hacedor de todo un límite á la vida le plugo señalar, y mañana seremos gusanos, podre, lodo: ¡de lodo nauseabundo formado el hombre está: El hombre, vil oruga que sueña deificarso, y dice delirando: «¡Imagen soy de Dios!» cual si pudiera ¡estúpido! en lodo retratarso aquel á cuya planta de alfombra sirve el sol.

El hombre en cuyo pecho se agitan las pasiones, pasiones jay! que envuelven el alma en el capuz; el hombre, siempre lleno de locas ambiciones que, al fin, van á estrellarse al tétrico ataúd.

Es muy triste que ese hombre, que en medio del camin no sabe de do viene, é ignora donde va; ese reptil que arrastra del mundo el torbellino, se considere la obra más grande de Jehová...

¡Bobamos! Si la vida sembrada está de abrojos, de imágenes que mienten, de luto y de dolor; ¿hemos de estar sujetos del mundo á los antojos, sin que cortemos nunca de paso alguna flor?

Al corazón que joven hoy late con violencia, daremos sensaciones que le hagan disfrutar; mirad que nos alcanza la edad de la experiencia, y entonces los ensucños ¡cobardes! volarán.

Si nombra en nuestra vida, gocemos de sus bienes sin pensar en mañana en recuerdos de ayer; y con púdicas rosas ciñamos nuestras sienes, antes que crudo invierno nos llene de vejez.

La vida deleznable, que prestada tenemos, como rostro de nube, violenta pasará, aún esc sol fulgente, que colorando vemos, soplo de la muerte también lo ha de pagar.

Mañana nuestro nombre se hundirá en el elvido y un tétrico sudario, emblema del delor, cubrirá el esqueleto de sucia piel vestido, y... adiós de los placeres, las risas y el amor.

El hombre es una hoguera: al volverso ceniza, del alma, que es su fuego, el brillo concluirá; el corazón de barro se seca y pulveriza, y él es el que nos hace sentir y disfrutar.

Hoy mismo, si la muerbe aquí nos arrebata, hoy mismo acaba todo; porque la vida es como ráfaga de humo que el viento desbarata, y en el viento se pierde para jamás volver.

Si de nada nacimos, al fin nada seremos, porque todo es fantasma, delirio, falsedad; pues alegres ¡qué diablos! la vida pasaremos con una copa á un lado y al otro una beldad.

Lo que pasó olvidando, gocemos del presente, en manos del destino dejando el porvenir; y asi nuestra existencia pasará alegremente, como pasan las aves cantando en el pensil.

Así clama el malvado henchido de locura, porque insensato olvida en su torpe furor, que este árido valle de llanto y de tristura. sin virtud no se encuentra sosiego ni ventura... No sabe lo que dice. :Perdónalo señor!

# **ORACIÓN**

(PARA MI HIJITA ALBERTITA)

En la senda, Virgen santa, que con llanto humedecieron los seres que el ser me dieron, imprimo mi tierna planta.

Luz que la gloria abrillanta, madre del Verbo hecho hombre, haz que la zarza no alfombre mi camino, Virgen pía, y que nunca pase un día sin que bendiga tu nombre.

## POBRE DE MÍ

¡Pobre de mí! Las horas que pasaron horas de luto y pesares fueron, y las horas que aquellas remolcaron, saturadas de lágrimas vinieron.

¡Pobre de mí! Fatalidad sombría me persigue doquier amenazante, y en mis horas salvajes de agonia es un nuevo martirio cada instante.

¡Pobre de mí! Para el dolor nacido es mi vida tormento prolongado, nadie ha sufrido lo que yo he sufrido, porque soy como nadie, desgraciado, ¡Pobre de mí! Sin esperar ventura, triste vegeto en aparente calma, y al recordar mi historia de amargura, me punza el corazón, me duele el alma.

¡Pobre de mí! Con los pesares lidio sin esperanza, y los tormentos crecen, y aunque bostezo hartado de fastidio, al bostezar mis ojos se humedecen.

¡Pobre de mí! La mente voladora soñó un tiempo fantásticas beldades; que mi, alma como fuego abrasadora, formada fué de locas tempestades.

¡Pobre de mí! El alma que atrevida audaz ayer lo desafiaba todo, es águila sin alas abatida, que impotente se arrastra por el lodo.

¡Pobre de mí! El ánima tan llena de fuego juvenil, se fué gastando, y es una alma infeliz, ánima en pena, sombra del alma que cayó luchando.

¡Pobre de mí! Tormentos muy atroces sin piedad mis entrañas atarazan; ni en el bien ni en el mal encuentro goces, la virtud y los vicios me rechazan.

¡Pobre de mi! No arrancan un gemido los harpones que el pecho me atraviesan; pero al sentir mi espíritu caído, me pesa el corazón. Los muertos pesan. ¡Pobre de mí! Emponzoñada herida desgarra el corazón gastado y yerto; vivo para sentir mi horrible vida, respiro aún para saber que he muerto.

Pobre de mí! El llante comprimido en mi rebelde corazón, guardado tanto permaneció, que corrompido en repugnante hiel se ha transformado.

¡Pobre de mí! En mi fatal carrera llevo una vida miserable, trunca, y al caer en mi lecho yo quisiera no ver la luz ni levantarme nunca.

¡Pobre de mí! Al que se muere envidio, y lucho y miro en sueños agitades el tentador espectro del suicidio, y la faz de mis hijos adorados.

¡Pobre de mí! El porvenir aterra de esas criaturas que mi pan reciben, y los lazos que me atan á la tierra no los puedo romper porque ellos viven.

¡Pobre de mí! Hasta que yo sucumba debo sufrir la saña de la suerte... Sólo me queda una ilusión... la tumba... ¡Bendigo á Dios porque inventó la muerte!

## OTRA VIDA

SONETO

Es la vida un enjambre de ilusiones en cuyo extremo están los desengaños, pues plugo á Dios que el árbol de los años produjera terribles decepciones.

Brújula del mortal son las pasiones; el hombre es germen de sus propios daños, y embriagado con fútiles engaños busca felicidad, tiene aflicciones.

La pobre humanidad llora perdida su esperanza. Sintiéndose impotente en marasmo fatal çae rendida;

mas le dice una voz que nunca miente: si es la tumba el Ocaso de la vida, de otra vida la tumba es el Oriente.

# EL VERDUGO

Y mas alto que el grande, que el altivo con sus plantas hollara la ley, al verdugo los pueblos miraron y mecido en los hombros de un rey.

Espronceda.

1

Yo soy el verdugo. El hombre, ¡mi hermano! hirviendo de ira un ogro me cree; ¡á mí? ¿á la imagen de Dios soberano, al que hizo del orbe monarca también?

A Plaza.-15

Baldón y desprecio circundan mi vida, el hombre me llama infame Caín; del bien que hago al hombre el hombre se olvida, y me odia, me huye: el hombre es así.

Declaro, sin miedo, al crimen la guerra, y mato yo al hombre que al hombre mató: humíllese el hombre á mí, que en la tierra soy copia terrible del brazo de Dios.

Soy hijo del crimen, mi pan de él espero; me nutre la sangre, me ampara la ley; yo vine á la tierra humilde pechero, y lie visto á los reyes temblar á mis pies.

Henchido de grande orgullo profundo, ejerzo en la tierra sangrienta misión; es germen la sangre de ciencia fecundo que siempre al progreso doquier precedió.

Es bello, muy bello, en negro tablado, tender la mirada con doble altivez al vulgo medroso que mira pasmade el trono de muerte, mi regio dosel.

Y me odian! ¿qué importa?... El guerrero que en lides tremendas legiones venció: aquél cuyo brioso corcel altanero con sangre de cráneos su cascó ciñó;

el rey poderoso, excelso y altivo, que al orbe dió leyes, y puso en su sien egregia corona, y vió compasivo á nobles y viles su planta lamer; el fiero bandido, que mil y mil veces grandiosos peligros audaz afrontó, mofándose altivo de frailes, de jueces, del mundo, del diablo, del cielo y de Dios;

si frente al cadalso, mi rostro sombrio, el rey, el bandido, el bravo adalid, contemplan un punto, humildes, sin brio, les veo de rodillas templar ante mí.

#### II

¿Por qué si el soplo de Jehová me alienta, á mis hermanos plugo sembrar mi vida de pesar y afrenta? ¿Son los hombres verdugos del verdugo?

Piedad para el infame que la vida, sus crimenes pagando, pierde, y rencor para el que da la herida una ley poderosa ejecutando?

Guardad vuestro rencor para esos reyes que á las naciones doman, é hidrópicos de sangre expiden leyes, y ni el trabajo de matar se toman.

Culpad á la que impera sobre el mundo fatalidad sombría, que pone al hombre por su mal profundo bajo mi hacha cortadora y fría.

#### III

Es mi hacha, do justicia espejo refulgente, mi funbre cadalso terrífico crisol, que purga las pasiones del pueblo que impotente se traga sus aullidos hirviendo de rencor. Yo corto una cabeza, sereno, sin cuidado, en medio de la plaza, del sol á toda luz: soy genio de la muerte, mi trono está enlutado, mi púrpura es la sangre, mi cetro la segur.

Los nietos de Confucio honraron al verdugo, los príncipes reales vistieron como él; ¡loor á aquellos chinos que comprender les plugo que honrando á su verdugo honraban á su ley!

Un occide et manduca, oyó el apóstol Pedro, en éxtasis soñando beatífica visión; mi padre así me dijo, por eso no me arredro, y siempre mato y como. ¡Bendita sea su voz!

#### IV

Era mi padre verdugo, y mi madre ¡vive el cielo! envilecida ramera, bastarda hija de un perverso

que en afrentoso cadalso mató el verdugo su yerno. Maldito desde la cuna vine al mundo, niño bello;

estigma fatal de sangre marcó mi frente de réprobo, y fué mi primer vagido un jay! que lanzó el infierno.

Con leche infame nutrióme la prostituta en su seno, y me regaló el ostiaco, oliendo á saegre, mil besos. Entre el terror y la infamia pasé mis años primeros; fué mi verdugo cada hombre, verdugos son todos ellos,

sino que pocos se atreven á esgrimir mi hacha de acero; porque no alientan ;cobardes! mi corazón tan enérgico.

Odiado desde muy niño, siempre selo, fuí creciendo sin amigos, sin infancia, y devorando desprecios

Mi alma huérfana y maldita, en su maldito aislamiento vivió, sin que le halagara de otros niños el afecto.

Era una tarde de Agosto, tarde que olvidar no puedo; divisaba yo en el campo niños mil que en grupo angélico,

bulliciosos, expansivos, jugaban ay! muy contentos; y respirando ternura niño yo, también, y bueno

osé acercarme, por ver mejor aquel cuadro nuevo; mas á los primeros pasos que di, exclamaron ellos: 'Es el verdugo, el verdugo! Y horrorizados huyeron. Desde entonces el rencor rugió dentro el alma hirviendo,

que la sociedad injusta me odió inocente, y por eso no me dejó más recurso que el oficio de hacer muertos.

#### V

Y de lágrimas lleno y de coraje me alimento del odio con el jugo; porque están saturadas de brebaje mis lágrimas sangrientas de verdugo.

Si mi sueno de sangre realizara, de un tajo, humanidad te dividiera; en tu sangre maldita me bañara, y tu sangre maldita me bebiera.

Mi sed de sangre en él cadalso apago, que soy dichoso si á matar me apresto y tu odio, sociedad, con odio pago... Infame sociedad... ¡yo te detesto!

## EL HOMBRE

#### SONETO

Ciego que ve, hambriento que mantiene; burro en la chilla, en la opulencia, mula; abate al pobre, al poderoso adula, y es enano ó titán, según conviene. La vanidad que mata lo sostiene, y como falso su conciencia anula; si tiene una virtud la disimula, y finge poseer lo que no tiene.

Tal es el hombre. Pérfidas pasiones le invaden de la planta á los cabellos... todos iguales son, falsos, bribones;

quien los conoce debe aborrecellos: y el coplero que firma estos renglones, es lo mismo ó peor que todos ellos.

# SOR RAMONA

La madre sor Ramona
de San Jerónimo,
suspiraba una tarde
rezando en coro.
¡Cruel dolencia!
amaba como burra
su reverencia.

Un cojo mozalbete, chato y robusto, encendió de la monja el seno túrgido.

El caballero, fungia de sacristán y campanero. Con el pecho inflamado de honda ternura, y los ójos radiantes de llama lúbrica, seria cual geólogo, forjó la reverenda este monólogo.

Absalón de mi sueño. Iurris davidica, tú de mis ilusiones eres Bautista.

Y yo contigo, de la ilusión humana abro el postigo.

Si entonáramos juntos

Gloria in excelsis,

cumpliendo aquel mandato

que dice: crescite,

fuera dichosa

como entre los pensiles

mística rosa.

Mi padre San Jerónimo guardó el ayuno para leer las hojas que escribió Tulio; si yo leyera el amor en tus ojos, me los comiera.

¡Ojalá que triunfara Juárez el lindo, y volvieran las monjas a ver el siglo:
aunque Pío nono
fulminase una encíclica
llena de encono!

¡Ojala que vinieran
esos ladrones,
quemando del convento
hasta la torre;
aunque un chinaco
me dejara sin toca
y sin los hábitos!

Mis votos imprudentes cuánto me pesan! El in dolore paties mejor quisiera.

Feliz la chica que en el vaivén del mundo se multiplica.

Tentaciones horribles
me pone el diablo,
que á conjurar no basta
ni San Hilario;
y si me azoto,
aumento con extremo
este alboroto.

Y si orando en mi celda me quedo extática, un pajarillo viene á mi ventana, entre las flores abre su pico y trina canto de amores.

Sacristán, si te miro, me quema un fuego rojo, como la lumbre on que arde el réprobo: mi amor delira, y ardo como el ropaje de Dejanira.»

Amó tinto la monja que le dió fiebre: sin que de amar por eso se arrepintiese. ¡Pobre criatura,

¡Pobre criatura, se la llevó el sepulcro la calentura!

Sobre su losa yerta después pusieron este humilde epitafio, no muy correcto: Viador, entona

Viador, entona un requiescat in pace á zorra mona.

El sacristán largóse, y en San Jerónimo no admiten sacritanes chatos ni cojos; porque es adagio

que en monjil calentura siempre hay contagio.

### A BACO

#### SONETO

Salud, joh Baco! Tu poder insólito, es en la tierra talismán vivífico; quien ha probado tu licor magnifico, se vuelve siempre tu constante acólito.

Por ti, en las jaulas del glorioso Hipólito, maldicen el idiota y el científico al mundo artero, que sonríe pacífico de sus pesares, con cinismo *indólito* 

Pero tú en cambio con bondad magnánima, cuando enardeces mi cerebro escuálido haces vivir mi lacerada ánima.

Haces crecer mi corazón inválido: y juro, por San Juan y la Verónica, pasar la vida en borrachera crónica.

### UNA LAGRIMA

Siempre hay vientos abrasadores que pasan por el alma del hombre y la desecan.

Lamenn

I

Yo, mujer, te adoré con el delirio con que adoran los ángeles á Dios; eras, mujer, el pudoroso lirio que en los jardines del Edén brotó. Eras la estrella que radió en Oriente, argentando mi ciele con su luz; oras divina cual de Dios la frente; eras la virgen de mi sueño, tú.

Eras la flor que en mi fatal camino escondida entre abrojos encontré, y el néctar de su cáliz purpurino, delirante de amor, loco apuré.

Eras de mi alma la sublime esencia; me facinaste como al inca el sol: eras tú de mi amor santa creencia; eras, en fin, mujer, mi salvación.

Bajo prisma brillante de colores me hiciste el universo comtemplar, y á tu lado soñé de luz y flores un Edén transparente de cristal.

En éxtasis de amor, loco de celos, con tu imagen sonando me embriagué; y linda, cual la reina de los cielos, con los ojos del alma te miré.

II

¿No recuerdas, mujer, cuando de hinojos yo juntaba mi frente con tu frente, tomando un beso de tus labios rojos, y la luna miré, como en la fuente. reproducirse en tus divinos ojos?

¿No recuerdas, mujer, cuando extasiada al penetrar de amor en el sagrario, languideció tu ángelica mirada?...

Tú eres una flor, flor perfumada; yo derramé la vida en tu nectario.

#### III

Mas itodo es ilusión! ¡todo se agota! Nace la espina con la flor: ¡qué quieres! De ponzoña letal cayó una gota y el cáliz amargó de los placeres.

Los gratos sueños que la mente embriagan, fantasmas son que al despertar se alejan; y si un instante al corazón halagan, eterna herida al corazón le dejen.

Tal es del hombre la terrible historia; tal de mentida su fugaz ventura tras un instante de mundana gloria amarga hiel el corazón apura.

Por eso al fin, sin esperanza, triste, murió mi corazón con su delirio; y al expirar, mujer, tú le pusiste la punzante corona del martirio.

Y seco yace en lecho funerario el pobre corazón que hiciste trizas; tu amor le puso el tétrico sudario, y un altar te levantan sus cenizas.

Tras de la dicha que veló el misterio,

siguió cual sombra el torcedor maldito, trocando el cielo en triste cementerio... Confórmate, mujer... ¡estaba escrito!

## EN LA TUMBA DE MI PADRE

A SONETO

Siempre al azar, como la suerte ordenavagaste por el páramo infecundo, pobre rama que el noto furibundo hizo rodar por la caliente arena!

Ninguno comprendió tu horrible pena, que nunca hablaste de tu mal profundo; y fué tu *adiós* al asqueroso mundo una sonrisa, de desprecio llena.

También, padre, se acerca mi partida, pronto en la nada marcharé á perderme; y si es un sueño la mundana vida,

sin soñar en la tumba, duerme, duerme; mientras tu hijo, lleno de quebranto, tiene con risa que verter su llanto.

### A LUZ

Eres, bella Luz, más bella que de la luz los fulgores; el candor tu frente sella, y donde pones tu huella brotan carminadas flores.

Eres, Luz, luz que del cielo magnifica se desprende, luz de paz, luz de consuelo, luz que á la luz causa celo, luz que al corazón enciende.

Feliz quien sin pesadumbre vea la gloria en tu mirada, y de la gloria á la cumbre suba contigo, y se alumbre con tu luz inmaculada.

Sin duda Luz te pusieron cuando tú á la luz viniste, porque tus padres sintieron que tus miradas vertieron luz que la luz no resiste.

Foco de luz que no ofende, luz que el iris tornasola, luz que en el alma se extiende; luz virginal que resplende como de Dios la aureola; Luz inocente que brinda Edén conyugal sin cruz; ¿quién hay que á ti no se rinda? con razón, Luz, eres linda si te hizo Dios de su luz!

Si eres, Luz, como la fuente de ese rey astro que asombra desde el tendal transparente, ¡bendita seas, luz fulgente! ¡bendita seas, luz sin sombra!

# COMETAS POLÍTICOS

#### SONETO

Sólo vengo á que ustedes se horroricen... Ya administra la aduana Mon Macario, el de la estafa aquella, el refractario digno de que un proceso le improvisen.

Escriban, por piedad... al mundo avisen, que ese hombre es ignorante y ordinario: que se robó los fondos del Erario, y tiene cola inmensa que le pisen.

—Tiene cola, es verdad, ¿de qué te inquietas?... si puedes razonar una vez sola, ya que nada en tu crítica respetas,

comprenderás que en medio de esta bola, los hombres, Don Severo, y los cometas, para elevarse necesitan cola.

## BLANCO Y NEGRO

¡Qué lindos eran, qué lindos de mi juventud los sueños! ¡qué ilusiones tan brillantes brotaron en mi cerebro, como brotan las estrellas en la bóveda del cielo!

¡Cuánto el alma deliraba, tesoros de amor vertiendo, como la rosa que vierte rico aroma con su aliento!

Mas jay! que negra tristura sembró el desengaño acerbo; porque vi que los amigos son alciones que su vuelo levantan, cuando presienten que va á cambiar el buen tiempo; y encontré que las beldades son manzanas del mar muerto; hermosísimas por fuera y muy amargas por dentro,

No siento las ilusiones; lo que siento, lo que siento es que al delirar tenía negro, negro mi cabello, y el corazón blanco, blanco: hoy que no deliro, tengo la cabeza blanca, blanca, el corazón negro, negro.

# A LAS HERMANAS CEJUDO

(EN SU NOCHE DE GRACIA)

#### SONETO

El que de gloria inmensa es un portento, el que sin gloria inmensa no existiera, almas ferma do el genio reverbera, almas que tienen su glorioso aliento.

De esas almas la gloria es elemento, que su vida sin gloria nada fuera, y necesitan gloria en su carrera, como luz necesita el firmamento.

De esas almas la historia es vuestra historia, artistas del Señor privilegiadas: si anheláis perpetuar vuestra memoria,

seguid siempre al estudio consagradas, y adquiriréis inmarcesible gloria; porque fuisteis para ella destinadas.

# TU MIRADA

Si es linda la blanca luna de luceros tachonada, que se espeja en la laguna desde el éter reclinada, es más linda tu mirada. Si es lindo ver con donaire, gasa de luz delicada remecida por el aire en la cortina azulada, es más linda tu mirada.

Si es lindo tras los horrores de la noche apizarrada, ver los nítidos albores de la aurora sonrosada, es más linda tu mirada.

Si es linda la fecundante lumbre del sol, coronada por la bendición constante del que la encendió en la nada, es más linda tu mirada.

Si es muy lindo para el ciego tirar la venda enlutada y ver agua, flores, fuego, á sus hijos y á su amada, es más linda tu mirada.

Si es muy lindo al que sin huella boga en la mar irritada, mirar la polar estrella en el Norte dibujada, es más linda tu mirada.

Si es lindo al que en pesadumbre tiene el alma infortunada, que la esperanza le alumbre con su luz abrillantada, es más linda tu mirada. Si es linda en la rutilante bóveda, por Dios formada, esa pléyade brillante de astros de luz argentada, es más linda tu mirada.

Si es muy linda la diadema de luz de gloria bañada, que está en la frente suprema de la Virgen adorada, es más linda tu mirada.

Si es lindo al dejar los males, de esta vida malhadada, admirar los celestiales coros, de excelsa morada, es más linda tu mirada.

Si es linda de Dios la esencia y de Maria inmaculada la santa benevolencia con la prole infortunada, es más linda tu mirada.

Dios sin duda quiso ver su gloria en ti retratada; por eso, linda mujer, tiene de Dios el poder el poder de tu mirada Y si hay alguien que no crea en un Dios todo consuelo, deja que tus ojos vea, y se formará una idea de las delicias del cielo.

Yo que de Dies blasfemé y en el cielo no crei, cuando tus ojos miré arredillado exclamé: ¡Señor, ten piedad de mi!

Y aunque camino entre abrojos y es de réprobo mi historia, te adoro, mujer, de hinojos; admiro á Dios en tus ojos, y veo en tus ojos la gloria.

## - PENSAMIENTOS

PARA EL SEPULCRO DE\*\*\*

Fué un ángel de pureza y de ternura á quien temprano persiguió la suerte; mas de pronto su llanto de amargura vino á enjugar el ángel de la muerte.

En la tumba encontró lecho de flores, los abrojos dejando en el camino, y su noche de sombra y de dolores la luz del cielo á disiparla vino. Un ángel fué que la sagrada esfera dejó para gemir en este suelo; pero al verter su lágrima postrera, con sn palma de mártir volvió al cielo.

Era niña y murió. Hé aquí su historia: Dios quiso un ángel más para la gloria. temprana flor que se agostó en el suelo, su esencia virginal recogió el cielo.

Tu aliento de ángel apagó la muerte, en ángel al morir te convertiste; tu suerte es ya feliz, negra es mi suerte; con tu ventura mi desgracia hiciste. Como tú ves á Dios, quisiera verte; por eso mi alma pesarosa y triste en vano busca tus preciosas huellas en la inmensa región de las estrellas.

## A ROSA

I

A tu lado yo siento, Rosa mía, que tenemos los dos un alma sola; y si pruebo una gota de ambrosía suspendido en tus labios de amapola,

á Dios le pido que mi pobre estrella alumbre un porvenir de venturanza, y que siempre resbale tras tu huella la inmaculada luz de la esperanza. ¡Ojalá que en tu senda sin abrojos nunca el llanto humedezca tu mejilla ni el brillo apague de tus lindos ojos donde mi cielo de ventura brilla!

Porque tu goce mi tormento calma y con tu pena el corazón me hieres; padece mi alma si padece tu alma, y soy dichoso si dichosa eres.

Que mi vida, mujer, mi vida entera se halla en tal grado con la tuya unida, que la temible muerte no pudiera arrebatar tu vida sin mi vida.

Te amo, Rosa, como nunca he amado; á tus pies encadeno mi destino, y tu amor es fanal abrillantado que encendiera el Señor en mi camino.

Tu mirada tiernísima concluye de mi penar intenso la violencia, que tú eres el iris que destruye la horrible tempestad de mi existencia.

A tu lado la dicha me sofoca, y mi sér se estremece de contento cuando mi nombre de tu linda boca embalsamado sale con tu aliento.

Y yo, Rosa, te encuentro tan divina, que un ángel envidiara tus hechizos, tan pura como el aura vespertina jugando de las olas con los rizos. Eres tu la ilusión de mis amores y la diosa de mi alma enamorada, isla preciosa de benditas flores en un mar de pureza colocada.

Ensueño sacresanto de ternura, mi grande aspiración es poseerte: si se agosta la flor de mi ventura el desengaño me dará la muerte.

### $\mathbf{H}$

Mas no, que pronto con eterna liga para siempre, mi bien, á ti enlazado, teniéndome á tus pies arrodillado, me oirás, hermosa, sin cesar decir:

A ti, mujer, la de cabellos blondos, de tez de raso, de inspirada frente, la de ojos lindos, la de boca riente, á ti te amo no más, no más á ti.

A ti, tan fina como bucle de ángel, tan blanca como hielo de Apenino, hermosa cual topacio golcondino, á ti te amo no más, no más á ti.

A ti, mujer, tan noble como el mártir, á ti más tierna que de alondra el canto, á ti más pura que de niño el llanto, á tí te amo no más, no más á ti.

## PARA UN SEPULCRO

#### OCTAVA

Mo hay otro bien que al de vivir iguale: es la existencia una ilusión mentida: la vida es nada, porque nada vale, y todo acaba al acabar la vida.

Mas cuando el alma de su cárcel sale,
gel alma á dónde va? ¿Vuela perdida,
ó se apaga esa luz aquí en el suelo?
El alma ¿do ha de ir? La luz va al cielo.

### CENIZA EN LA FRENTE

La vida es combate, la tierra palenque, «el hombre es el lobo del hombre», y en este orates maldito ninguno se entiende.

Aquí todos Iloran, aquí todos rien, aquí todos charlan, corren, van y vienen; y todos adulan, arañan y muerden.

Y engañanse todos, y todos prometen, y todos se ponen ceniza en la frente.

Si ves á una chica que un ángel parece y al cielo sus ojos envidia no tienen; evita que ellos el alma te quemen, que en vez de colores tendrás colorete, horribles pesares en vez de placeres, y en vez de ternura dejarate aleve ceniza en el alma, ceniza en la frente,

Si ves anunciado
en grandes carteles,
elíxir que sana
infaliblemente
cuanto mal agobia
á la humana especie,
duda del prodigio;
porque quien lo vende
sólo busca bobos,
sólo bobos quiere,
para colocarles
ceniza en la frente.

Aunque veas que el trono penas mil decrete contra esos que viven de sotas y reyes, no pienses que nunca de jugar se deje, que son los tahures endiablada gente, y á la policía ciega y sorda vuelven luego que le ponen ceniza en el vientre, ceniza en los ojos, ceniza en la frente.

Si ves á un patriota que ayer muy ardiente gritaba: ¡Que vivan de Juárez las leyes! y hoy dice: Si Juárez no ha caído, se pierde la patria.—¿Adivinas lo que el bicho quiere? Quiere ver el bicho si á la patria muerde; por eso, menguado, un empleo pretende, aun cuando le pongan ceniza en la frente.

Si oyes que otro dice

el mártir haciéndose:

—Señor, mis creencias
ante nada ceden.
¿Servir al imperio?
¡Primero me cuelguen! —

es de que se exprese así? Pues el mártir, con humos de héroe, está convencido de que es pobre mueble útil para nada, y que aunque se esfuerce no habrá quien le ponga ceniza en la frente.

\* \*

Y si oyes que algún espureo no quiere que haya quien revise los mil expedientes que deben su origen de Lerdo á las leyes, jura que ese chico las fincas que tiene son mal adquiridas, y quedarse teme peor de lo que estaba antes de ponerle al clero, ceniza, ceniza en la frente.

Y si acaso has visto....
mas ahora cese
la maldita charla,
que la charla ofende.
Y si continuamos
charlando tan fuerte,
tal vez el perfecto
se enfada, suspende
La Orquesta, y nos pone
ceniza en la frente.

## A UNA DAMA JOVEN

EN SU BENEFICIO

#### SONETO

Te dió el arte sus mágicos primores, la Venus verticorda su pureza; las virtudes te dieron su nobleza, y su acento los pájaros cantores.

Si del alma interpretas los dolores, á las almas saturas de tristeza; si del amor traduces la terneza enciendes con tu voz fuego de amores.

Tu genio, artista, como sol alumbra desvaneciendo la pesada sombra; donde te hallas no existe la penumbra, que gloria inmensa tu camino alfombra, y la escena sin ti se apesadumbra, porqus su luz la inspiración te nombra.

# TALENTO EN LAS CORVAS

TIPOS POLÍTICOS

¡Que tonto es el hombre que nunca se dobla! ¡Qué sabio el que tiene flexibles las corvas!

I

Conozco yo á un mico que ayer sin la torta vagaba, cual vaga perdida la nota.

Asaz monarquista con puntas de hipócrita, rezando en la iglesia gastaba sus rótulas.

Allá por los tiempos de frailes y costas, era tinterillo de pésima estofa, y usaba raída chaqueta grasosa, sin que la chicana le diese para otra.

Al fin hastiado de su bruja insólita, empuñó atrevido
la peñola roma,
y en versos inmundos
rellenos de prosa,
cantó de González
Ortega las glorias;
después el buen Juárez
tiróle una torta,
y entonces á Ortega
le puso la popa;
hoy lame las plantas
de Lerdo, esa boa,
y de vez en cuando
firma alguna póliza.

Hoy gasta espejuelos y guantes y botas, se pinta y perfuma, se mueve y se esponja: y el ex tinterillo que á risa provoca, medra, porque tiene talento en las corvas.

İI

En ex presidiario, en tierra escabrosa quitaba á indefensos la vida y la bolsa; pero el galeote ávido de gloria, cuando su gavilla engrosó con otra,
le llamó:—Brigada
Ligera.—No es broma.
Ligera cual pájaro
que los vientos corta,
volaba delante
de contraria tropa,
y con los inermes
era una leona.

Se hizo el bandolero temibles en las fondas, que á la maritornes la lengua pistola mostraba, si había tardanza en la sopa.

Sombrero arriscado, camiseta roja, calzoneras amplias, botones de bola, y canana henchida de balas y pólvora. Llegaba á las tiendas pidiendo una copa.

Era su saludo blasfemia horrorosa; el corcel robado sentaba con cólera, cortando los vientos con luenga tizona.

Decían á su fuerza La brigada escoba, porque antes de irse, á todos y á todas dejaba más limpios que suelo de monjas.

Por tales fazañas,
dignas de la horca,
hízole el Gobierno,
general.—Ahora
ya come con trinche,
brinda en la Concordia,
el pelo rebelde
si lo peina Broca,
y gasta cadena

mejor que la otra

á su taba roma.

que en Ulúa pusieron

Ya canta que tiene dignidad y honra, y aunque el tal no sabe mandar una escolta, dice: soy soldado, y afanoso compra libros militares que mucho le estorban. En último rasgo de su audacia loca llegó hasta ponerse sorbete de moda.

Yo al ver que su faja color de cotorra ensucia arrastrándose en ricas alfombras, confieso que tiene talento en las corvas.

#### III

Con dos sobrinitas coquetas, graciosas, vivió un mequetrefe sumido en la inopia; inopia terrible: las camas sin colchas, sin lumbre el brasero, sin agua las ollas y á la funerala las cazuelas rotas.

Vestido á la última miseria, no moda, usaba tacones torcidos, en forma de alguna parada que al as ó á la sota no pierde á la puerta, ni á la puerta cobra.

Vivía el infelice haciendo más drogas que las que almacenan las boticas todas; pero á cierto prócer gustaron las pollas; les hizo la rueda á una y á otra.

Entonces la bruja trocóse en bambolla, y el triste demonio se volvió demócrata, que el doble sobrino DE ANTONIO PLAZA

le puso en la nónima.

Tal cual la república de la vieja Roma brotó de las sábanas de fembra fermosa, asi el patríotismo de este Dón Mamólatra salió de los lechos de dos mocetonas.

Terciando en amores, agente de rosas, el nuevo Mercurio pródigo en lisonjas subió, como sube el humo á la atmósfera. Hoy es home-rico y en política órbita al fin se ha creado posiciones cómodas.

Dicen que es un cero su cráneo, ¿qué importa? ¿Qué importa, si tiene talento en las corvas?

### IV

Un hijo menguado de Ibérica zona, un segunda cuerda, volatín y acróbata, más ágil que un chivo, brincaba en la soga.

El payaso un día armóle camorra, y al payaso entonces le rompió la cholla.

Temiendo el funámbulo
ir á la chirona,
marchó fugitivo
á tierras ignotas;
y, médico en ellas,
por buscar la torta,
hizo más cadáveres
que Aquiles en Troya.

Huérfanos y viudos armados de cólera, y también de palos, pegaron tal soba al pobre Galeno, que hasta hizo cabriolas.

Doliente, mohino por tan dura broma, buscando la muerte largóse á la bola.

Cayóle á un caudillo en gracia su historia, y su secretario le hizo sin demora.

Entre bandoleros rellenó la bolsa, y ya el saltimbanqui es hombro de nota, que entre los ministros se inclina y se dobla tanto, que su barba convierte en escoba; pero el bicho medra y hasta fincas compra, porque tiene mucho talento en las corvas.

Arriba gusanos, paso á la lisonja! subid como sube la espuma en la olla.

Subid, miserables, que la vita bona es para el que tiene coyunturas flojas, elástico lomo y miel en la boca, cintura flexible, talento en las corvas.

# EL CÍNICO Y EL HIPÓCRITA

#### SONETO

Su maldad cuenta el cínico, la abul' su aliento es miasma, su sonrisa hielo porque ocultar pretende con anhelo el rudo arpón que el infeliz sepulta.

Y sus maldades el devoto oculta. de santidad cubiertas con el velo; pero al subir en extasis al cielo su negro corazón al cielo insulta.

La sociedad al cínico aborrece, y es digno de piedad por desgraciado; al santurrón respeta y enaltece,

y merece la horca por malvado: porque el cínico el alma tiene herida, y el hipócrita su alma corrompida.

## A UNA NIÑA

Niña gentil, que á la vida despertaste alegre ayer, como en Oriente despierta la luz al amanecer.

Niña que del alto cielo viniste al mundo á caer, como aljofarada gota que entre las flores cae

Y en inmaculada cuna te remeciste después, como ilusión que se mece del sueño al dulce vaivén.

Niña de cabellos de oro y de labios de clavel, son de rosa tus mejillas, es de raso tu alba tez.

Es tu sonrisa inocente, de ángel tu mirada es, y como brilla una estrella brilla el candor en tu sien.

Dichosa tú que del mundo

pasando vas el dintel, sin sospechar que las flores espinas tienen también.

En mi canto, bella niña, le ruego al Dios de Israel que la virtud de tus años tiernos, en otros te dé,

para que ese mundo nunca con su lodo y fetidez, ensucie de tu pureza el blanquísimo glasé;

que siempre tú, mariposa en primoroso vergel vueles, y en las flores halles ánforas ricas de miel;

que dé calor á tus alas el santo sol de la fe, y que jamás una espina tus alas llegue á romper.

## BOLERAS INOCENTES

Arión, hijo de Ceres y de Neptuno, era caballo, y dizque hablaba el bruto; no extrañe eso: aquí los brutos hablan en el Congreso.

Los nietos de Sesostris
divinizaron
guajolotes y monos
y hasta lagartos:
aquí un conscrito
también es inviolable
como en Egipto.

Dentro del arca un viejo, cuando el diluvio, encerró toda especie de animaluchos: en tal recámara no durmió tanto bípedo como en la Cámara.

Caligula—dice uno, cronista sabionombró Sumo Pontífico á su caballo; el tal no miente, porque aquí un *Incitatus* fué presidente.

Los negros de Gorea cambian por vino sus mujeres, sus padres y hasta sus hijos: un patriotero diera por dos pesetas el mundo entero.

Su regia majestad
Carlos segundo,
caballero hizo á un lomo
de un cuasi burro,
creo, sin empacho,
Juárez hizo ministro
á un cuasi macho

San Juan de Mata vió
venir á un ciervo,
con una cruz enorme
entre los cuernos:
he comprendido
que lo que vió el de Mata
fué algún marido.

A los rayos Augusto tuvo tal pánico, que si tronaba se iba al subterránco. Hay generales que con un trueno sufren ansias mortales,

El dios á quien Pompilio culto le daba, como en carnestolendas llevó dos caras.

Los que su mano de amigos nos ofrecen, son como Jano.

He visto que á la diosa sin par, Astrea, unas balanzas de oro sirven de emblema. Quizá por eso, es siempre la justicia cuestión de peso.

Al morir Junio Bruto clamó enojado:

Eres virtud maldita,

un nombre vano.

Y si tal bicho
viviera en este tiempo,

¿qué hubiera dicho?

## EL TONTO Y EL SABIO

#### SONETO

Sin libros, sin afán de ciencia rancia tiene el tonto la ciencia de la vida; corre en pos de fortuna apetecida, y premia la fortuna su constancia.

Lleno el sabio de in folios y arrogancia, buscando la verdad todo lo olvida; errores mil en su cabeza anida, y muere maldiciendo su ignorancia.

Yo que una bruja singular afronto, porque, al común sentido haciendo agravio, á veces al Parnaso me remonto,

aseguro á los tontos sin resabio, que el oficio más sabio es el de tonto y el oficio más tonto es el de sabio.

## PARA UNA NIÑA

(EN UNOS PREMIOS)

Flores hermanas, como yo despiertas en tranquila alborada de existencia feliz: niñas que inciertas avanzando con planta inmaculada del templo del saber tocáis las puertas:

Yo con vosotras, por ventura unida, bendiciendo mi aurora, feliz piso el umbral de ignota vida, porque aquí nuestra ilustre directora, es mi estrella polar, mi noble egida.

Yo, cual vosotras, pago su desvelo y sus consejos sabios con ternura filial, que sólo anhelo oir brotar de sus amantes labios palabras de virtud, hijas del cielo.

En vosotras también, hermanas, miro un dechado precioso que siempre dócil á imitar aspiro; por eso, niñas, con sincero gozo vuestra virtud y aplicación admiro La virtud y saber sean vuestro anhelo, y sin penas odiosas pasará vuestra vida en este suelo; como pasa la brisa entre las rosas para elevarse hasta el tendal del cielo.

### **SANDEZ**

En un rincón obscuro del infierno el amigo Luzbel está en cuclillas, la siniestra descansa sobre un cuerno y en la diestra se apoyan sus mejillas.

Muy grave debe ser lo que sin bilis medita hoy la majestad candente; Pero... ¡Silencio!... ¡Dió con el busilis! que rápido se para, y en la frente

dándose una palmada con arrojo, grita fuera de sí: «¡Ya caigo!... ¡cierto! Es tuerto aquel á quien le falta un ojo; porque teniendo dos, ninguno es tuerto».

### LA ESPERANZA

SONETO

Es una virgen. Su mirar de cielo brilla en la noche como brilla el día; al venturoso aumenta su alegría, al desgraciado sirve de consuelo.

Va con el mártir á remoto suelo, visita al preso en la mansión umbría, acompaña al guerrero en lid bravía, y al náufrago infeliz tiende su velo,

A esa virgen que alumbra al desvalido con esa luz que hasta el sepulcro alcanza, á esa virgen un tiempo amé rendido;

y aunque soñé con ella venturanza, soy desgraciado, porque la he perdido. ¿Sabéis cómo se llama?... La Esperanza.

### LLANTO

Derramando en mi sér dulce beleño grato sueño mi frente acariciaba; mas disipó la densidad del sueño mi niñito Raziel, porque lloraba.

Abandoné mi lecho sin demora, quemado por la fiebre de los males, y al abrir el balcón, vi que la aurora empañó con su llanto los cristales.

Asomándome oí que sollozaban frente á mi casa alrededor de un yerto cadáver, unas gentes que lloraban la eterna ausencia del amado muerto.

Al campo me salí lleno de hastío, y en él vi de las flores que enamoran las corolas cuajadas de rocío; porque en la tierra hasta las flores lloran.

Y me dije: si llora el que padece, spor qué sufriendo yo dolor tan rudo, quiero llorar y el corazón me crece, y en la garganta se me forma nudo?

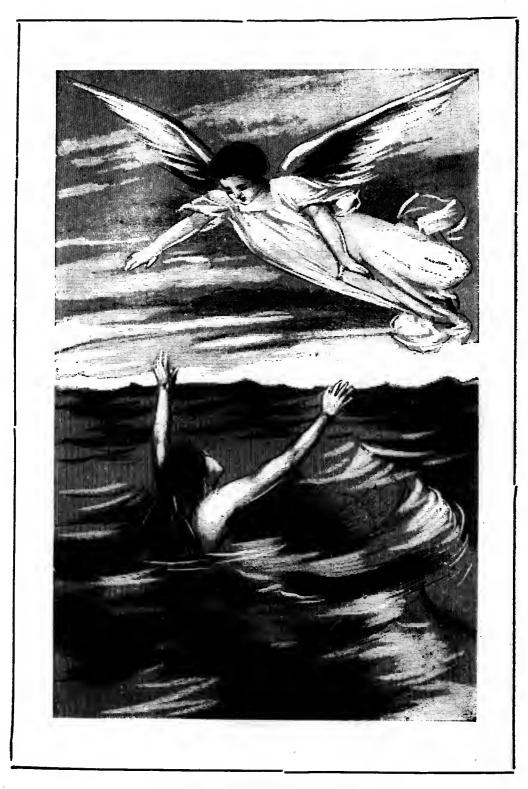

Y al náufrago infeliz tiende su velo...

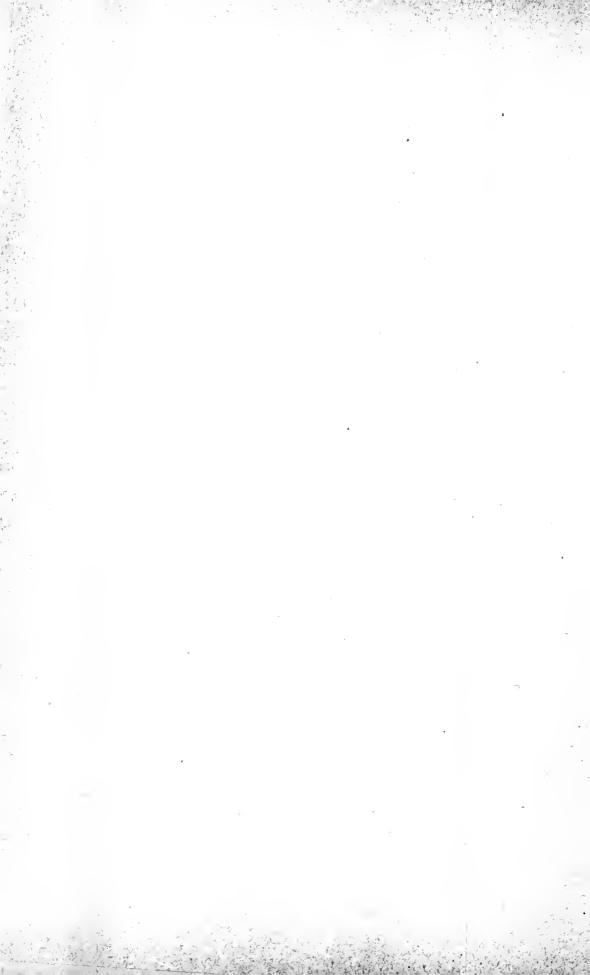

Si lloran en la tierra hasta las flores, spor qué no lloro yo que sufro tanto?

—Porque el llanto consuela los dolores, y el inmenso dolor no tiene llanto.

# GRATITUD

Hay una hora de Gólgota en la vida; hora fatal, en el infierno suena, hora en que Dios á padecer condena, hora en que el mundo con desdén olvida.

El hombre entonces con el alma herida maldice al hombre, de rencor se llena, baja su frente que rugó la pena y ni quiere llorar su fe perdida.

Mas si en medio del mundo indiferente encuentra un corazón que á su quebranto un alivio le dé, alza la frente,

se reconcilia con el mundo un tanto, y conmovido en sus mejillas siente rodar, de gratitud, bendito llanto.

# **HERMINIA**

La pérdida de un hijo idolatrado la comprende el que un hijo ha sepultado. El autor.

Ι

Me diste un ángel ¡Dios mío! Era su faz peregrina, un lampo de luz divina en mi horizonte sombrío.

Su espíritu celestial brotó de mi corrupción, como la santa oración del labio de un criminal.

Apareció ante mis ojos, Herminia, bella, graciosa... era el botón de una rosa en mi corona de abrojos.

En el corazón desierto brilló ese querub tan santo, como la gota de llanto sobre la tumba de un muerto. Mi hija nació entre aflicciones, velada por negrá nube: le di todo lo que tuve... lágrimas y privaciones.

De la mártir que bendigo, era su grande riqueza mi ridícula pobreza, y mi desnudez su abrigo.

Con amargo desconsuelo recuerda mi mal profundo, que vino muy pobre al mundo, que volvió muy pobre al cielo.

Dejad que mi culto rinda aunque el pesar me taladre; porque... no es amor de padre... era tan pobre... ¡tan linda!

Tenía rizado el cabello, negros, divinos los ojos; los labios húmedos, rojos, y de paloma su cuello.

Manos y pies elegantes...; si la hubierais conocido!... Era un serafin vestido con harapos humillantes.

Y ¿creéis que la hija mía, que fue mi postrer creencia en medio de su inocencia mi gran amor comprendía? Al verme, noble criatura! Impaciente me llamaba, y en su mirar reflejaba indefinible ternura.

Y yo, sintiendo un extraño placer, que expresar no puedo, la alzaba con tanto miedo, cual si fuera á hacerle daño...

Hija del alma querida, ¡cuánto el alma te adoraba!... Eras néctar que endulzaba la horrible hiel de la vida.

## II

Era la primera noche: pesadumbre vaga oprimió mi corazón gastado, y quise, contrariando la costumbre, retirarme al hogar desmantelado.

Abatido por negras impresiones, llegué á mi casa, triste, displicente, y al pisar los primeros escalones, observé mucha luz y mucha gente.

Subi... en el umbral me detenía ignoro quién; pero al abrir la puerta miré sobre una mesa á la hija mía; y mi hija ¡santo Dios! ¡estaba muerta!

#### III

Sobre Herminia me arrojé, y con loco frenesí, su cadáver abracé, su yerta frente besé y su vestido mordí.

Entretanto, mis sensibles pobres hijos, á porfía, lanzaban gritos horribles, y en convulsiones terribles la madre se retorcía.

Con la cabeza abrumada, con el corazón crecido, con el alma traspasada, arrojé una carcajada que me dejó sin sentido.

Yo, que he vivido sufriendo, en mis horas de quebranto estoy de risa muriendo. ¡Ay del que llora riendo, porque ya no tiene llanto!

## IV

Horas después, aislado me encontraba frente al cadáver yo... todos dormían; el aullido de un perro molestaba, el huracán furioso rebramaba y las vidrieras al temblar crujían. Cuatro luces de cera agonizantes, con sus flamas siniestras oscilando al impulso de vientos sollozantes, avivaban sus brillos chispeantes el fulgor de un incendio remedando.

Con ansiedad ingente contemplaba, de negras horas los pesados giros; in temor vergonzoso me asaltaba, y sentí que al hincharse reventaba ni corazón, preñado de suspiros.

Al rimbombar en su furor el cielo, rispábanse mis nervios excitados; i los ojos cerraba-mi desvelo, reía á través de un amarillo velo nuchos rostros de niña, inanimados.

Cruzaron por la mente mil visiones quella noche de crespón cubierta: yo vi tumbas, y cruces y baldones; y me inspiró cobardes impresiones el severo semblante de la muerta.

Aquel cuadro de horror me parecía sueño fatal y lúgubre y pesado: la vista en torno sin cesar volvía, y aun á veces creí que se movía el cadáver de flores circundado.

Las flores fueron para mí muy bellas; pero al mirarlas junto al ángel yerto, que hoy reside sin duda en las estrellas, me chocaron las flores... Todas ellas, desde entonces... no sé... huelen á muerto. Por fin, asomó la aurora su frente de rosicler; y cuando sus primitivos rayos inciertos miré,

desfilaron poco á poco los fantasmas que en tropel hiciéronme aquella noche de pavor estremecer,

cual se estremece el villano que en muertos que hablen cree. En seguida las campanas oí monótonas tañer

el toque de alba...; qué triste! que triste ese toque es para el hombre á quien el día luto sólo ha de traer.

Antes que el sol amarillo comenzara á aparecer, con respeto religioso y con suma timidez,

á la preciosa cabeza de mi Herminia le corté un rizo de su cabello, que guardo y... no quiero ver.

Sin que nadie me sintiera, tomé la puerta después, y silencioso á la calle salí, sin saber á qué;

porque siendo el ancho mundo tan extenso como es, me faltaba ¡cielo santo! con qué alquilar esa vez

un agujero en la tierra para sepultar en él, á la hija de mis entrañas, que tanto, tanto adoré.

VI

Pesares hay, en verdad, con que el alma descreida olvidando su impiedad, siente la necesidad de creer en otra vida.

El mortal en su aflicción. humilla su frente al suelo y anonada su razón; que tales pesares son avisos que manda el cielo.

Pesares, con que la loca soberbia depone el brío. y el ánima á Dios invoca; porque Dios con ellos toca el corazón del impío.

Yo que la fe dejé atrás, y que si el dolor me aqueja, mi orgullo de Satanás siento crecer más y más, no di entonces una queja.

Por la vez primera lleno de humildad, ante la muerte, bendije á Dios como bueno, y apure todo el veneno, que mo dió la negra suerto.

Yo á mi hija encajoné; yo su inerte faz cubrí; yo al panteón la llevé, y ahí ¡cielos! la dejé en la fosa que elegí.

## VII

En el Campo Florido, ¡Dios eterno! duerme cadáver la que fué tan bella: la sombra escasa de arbolillo tierno cubre su tumba anónima... En aquella triste mansión de luto sempiterno, el sepulcro más pebre es el de ella... sin inscripción, sin mármoles, sin nada... ¿Qué ha de tener mi hijita infortunada?

# DESENCANTO

#### SONETO

Nuestra senda regada está de liante el placer del placer es el suicidio, detrás de la ilusión está el fastidio y detrás del fastidio el desencanto.

Lleno yo de fastidio y de quebianto, sin fuerza ya contrà la suerte lidio, muerto para el mundo, sólo envidio los muertos que guarda el camposanto.

El infierno sus furias desenfrena, iento de maldición en torno zumba, ue á penar el destino me condena,

y he de penar hasta que al fin sucumba; orque es la vida una fatal cadena que arrastra al hombre hasta la negra tumba.

# **ASI**

1

Cual fenece la luz del claro día nuando tiende la noche su crespón, así, entre sombra de tristeza impía, murió mi corazón.

#### II

Como cae un águila orgullosa herida por el plomo destructor, así herido por la suerte odiosa, murió mi corazón.

### ·III

Cual espira la rosa cuya esencia el contacto de hielo evaporó, así, sin un perfume de creencia, murió mi corazón.

El horrible fastidio me consumo, y mi vida infeliz y pesarosa

de luto se cúbrió; porque triste, y herido y sin perfume, como la luz, el águila y la rosa, murió mi corazón.

# TODO SE PAGA

#### SONETO

Pagó Satán su avilantez maldita; Eva pagó su falta de recato; pagó Caín su negro asesinato, y su lascivia el torpe sodomita.

Pagó su orgullo Cora el israelita, su locura fatal pagó Erostrato; pagó su infamia el iscariote ingrato, y su deicidio la nación precita.

Escrito fué: mal halle quien mal haga, ese axioma sublime, justiciero, ordena que el que deba satisfaga

y nada quede sin pagarse; pero aunque es verdad que todo aquí se paga, yo no le he de pagar á mi casero.

# A MATILDE

¡Qué linda te hizo Dios, Matilde mía! Déjame ver á Dios en tu mirada, y beber de los cielos la ambrosía pendiente de tu boca perfumada.

Quiero al sellar mi boca con tu boca que la luz de tus ojos me enajene, y si quema tu beso el alma loca, deja que en ese infierno se condene.

Un algo de locura hay en tus ojos, un algo de sublime en tu semblante; expresan el desdén tus labios rojos, y brinda amor tu pecho sollozante.

Tienes tú de la niña la imprudencia y el aplomo también del sér gastado; tienes el impudor de la inocencia, y tienes la vergüenza del pecado.

No sé si eres coqueta ó inocente, porque ambas cosas á la vez te creo; es tu descaro candidez ingente, es tu pudor la fiebre del deseo. Feliz el que, cuando la blanca luna riele do la onda los nevados rizos, pueda tener, Matilde, la fortuna de contemplar á solas tus hechizos.

Feliz el hombre que en su pecho sienta resbalarso tu lánguida mirada, y su angélica luz de amor sedienta en su ánima se impregne apasionada.

Eres más atractiva que el pecado: si el padre Adán te hubiera conocido, su Eva y su Edén gozoso hubiera dado por el polvo que barre tu vestido.

Y yo, pobre cantor, sin fe, sin miedo, que en torpe bacanal gasté la vida, que sin ventura por el mundo ruedo, cual rueda la onda por el mar perdida.

Te ofrezco un alma cuya negra historia es más triste que fúnebre sudario; te ofrezco amor, y sufrimiento, y gloria: es el amor la gloria en el Calvario.

Nació el primer amor, sublime, tierno, de la mujer y del reptil inmundo; y Dios el santo Edén trocó en infierno, y dolor y trabajo mandó al mundo.

Pero amando á su vez hasta el delirio, expiró en una Cruz de oprobio llena; y por eso el amor es el martirio, y no hay amor sin lágrimas ni pena.

Acepta el alma que por ti delira: y al entonar mi cántico de amores, te haré feliz, porque mi ardiente lira es vara de Aarón; despide flores.

Y sentirás que mi cantar eleva á vergel más precioso tus penates, que el asiático Edén que habitó Eva regado por el Tigris y el Eufrátes.

Que al resonar mi enamorada lira te verás en sus notas transportada al fantástico Edén en que respira quien suspendió los mundos de la nada.

No desdeñes, Matilde, mi pobreza: aunque visto de harapos humillantes, gusano soy que tiene en la cabeza invisible corona de brillantes.

En pereza sin fin ronco en el suelo, porque las penas mi vigor ya cansan; pero si quiero remontar el vuelo, ¡por Dios! que ni las águilas me alcanzan.

Si me das de tu amor la esencia pura, te daré lo que en sueños ambicionas: porque mi harpa de bardo sin ventura, tiene el poder de Dios en sus bordonas.

Soy un pobre cantor, sin pan ni abrigo, que vago por el páramo infecundo; pero el que miras á tus pies mendigo. puede, como Colón, darte otro mundo. Otro mundo de amor y de ilusiones como la mente lo forjó en el vuelo, y al descubrir á tu alma otras regiones, seré tu Galileo, verás el cielo.

El cielo azul, divino, voluptuoso, inflamado de amor y venturanza, donde brilla sublime, esplendoroso, el magnifico sol de la esperanza.

Y suspendida en gasa transparente, en alcázar de luz, de luz sin sombra, corona de astros brillará en tu frente, serán celajes tu preciosa alfombra.

A la región de la celeste lumbre, te llevará mi ardiente fantasía, subirás de ese cielo hasta la cumbre, pondré á tus pies el luminar el día.

Tu suerte envidiarán regias beldades, mis cánticos de amor serán tu historia, transmitiré tu nombre á las edades y, lo mismo que Dios, te dare gloria.

# PALOS PÓSTUMOS

Según Fedro, un borrico desgraciado tuvo en la tierra tan contraria suerte, que hambriento siempre trabajó azotado, y un golpe fué la causa de su muerte.

Al espirar el martir se alegraba, creyendo que después de su agonía, el descanso perpetuo le esperaba, y la ausencia del palo que temía.

Murióse el burro, y al instante hicieron con su piel atambores y atabales, y tan recio al tocar los sacudieron, que muy pronto la piel se hizo retales.

¡Cuán cierto es que á quien la suerte humilla no le deja tranquile aunque sucumba; porque después de muerto le atornilla y le da con su látigo en la tumba!

# A LOS MUERTOS

Nihil video, nisi putredinen, osa e vermes. Omnia fabula, somnium umbra.

Juan Crisostomo.

1

¡Salud... salud, silencio de las tumbas, losas de mármol, muros de granito, helado viento que en los cráneos zumbas, evangelio fatal con tierra escrito!

Muertos, ¡salud!... Dejad las catacumbas, porque os saluda un canto de maldito, y humilde besa vuestra fosa helada quien no cree en nada, y duda de su nada.

II

Combatido de tórridas pasiones sin brújula bogué por mar ignoto; me cercaron bramantes aquilones y negra tempestad fué mi piloto.

Hoy mi vida, sin fe, sin ilusiones, hierba ludibrio de arrasante noto, es árida, maldita, sin aroma, como el campo maldito de Sodoma.

#### TH

Con vosotros yo tengo semejanza sombra de muerte obscureció mi frento: murió con mi creencia la esperanza: cadáver es mi corazón ingente.

Un resto de mi cuerpo aquí descansa, he muerto, en fin, he muerto moralmento, y os saluda por eso como amigo el mutilado trovador mendigo.

#### IV

Me place el panteón. Silencio augusto reina en torno de él. Calma tranquila sombra le presta á su recinto adusto. Y en los recuerdos que en la tumba apila el muerto corazón encuentra gusto, por eso el lloro que mi seno instila, lloro que burla el mundo estrafalario, en los pliegues escondo del sudario.

#### V

Evoco aquí recuerdos incisivos que en la tumba del alma están despiortos, registro de la muerte los archivos y gozo al encontrar despojos yertos; que me choca el contacto de los vivos y me place el contacto de los muertos. Si pequeños los vivos me parecen, los muertos no; porque los muertos crecen.

#### VI

Si quito con la mente las baldosas que cubren vuestras formas descarnada; veo rígidas piernas asquerosas, en simétrica fila colocadas; veo alacenas de momias pavorosas, depósito de tumbas enlutadas; aparador en que la muerte exhibe sus joyas de gusanos al que vive.

#### VII

Tal vez, joh muertos! es causara pena esta vida fugaz haber dejado: es la vida, ¡por Dios! buena... ¡muy buena! nadie en ella se llora desgraciado.

Por fortuna, de vida tan amena casi todo el camino he transitado, y al término me acerco sin enojo con mis pasos ridículos de cojo.

## VIII

¡Cuán tranquilo es, hermanos, vuestro sueño! Esa fúnebre lápida os escuda; nada os importa de la suerte el ceño, ni os irrita la fiebre de la duda: el problema fatal, sin gran empeño, está resuelto en vuestra fosa muda. Yo que dudo luchando con la suerte, á preguntaros vengo: ¿qué es la muerte?

#### IX

¿Es la muerte principio de la vida? ¿Es la muerte no ser? ¿Es el ocaso? ¿Es el alma una esencia inconocida que se evapora si se quiebra el vaso? ¿Es nota que á la nada va perdida si se rompe la tela por acaso? ¿Luz que muere si acaba el combustible? ¿Es eco que se pierde en lo imposible?

 $\mathbf{X}$ 

## XI

Podridos expedientes de gusanos que formáis el archivo de la nada, decidme, por piedad, muertos hermanos: ¿Hay un cielo tras la órbita sagrada? ¿El infierno fatal de los cristianos existe para el alma infortunada? ¿Halla el mortal, aliento de Dios mismo, tras un valle de penas un abismo?

## XII

¿Por qué, si malo es, no lo hizo bueno? ¿Por qué repele de soberbia henchida la razón á la fe, cuando sin freno la razón analiza descreída? ¡Qué! ¿La razón del alma es el veneno? Si la fe y la razón Dios no hizo iguales, ¿por qué no sólo fe dió á los mortales?

#### $_{\rm III}$

Vione el hombre á este valle de aflicciones de la ignorancia envuelto entre la bruma, y al llegar á la edad de las pasiones, cuando la duda de su fin le abruma, tropieza con diversas religiones. ¿Todas revelan la verdad? En suma, ¿se cree hoy lo que ayer? ¿Mentira vana la fo de hoy resultará mañana?

## XIV

Si acaso la verdad, joh muertos! mora on vuestra tumba, de la muerte trono, vengo á buscar esa verdad ahora; porque saber, hermanos, ambiciono si el mortal infeliz que todo ignora es de Dios la semblanza, ó es su mono: si Dios al patear la nada extrema sacó al hombre y al fuego que le quema.

### XV

Yo dormí de la nada en el regazo; le plugo á Dios y desperté del sueño: ¿Que fué mi yo, de libertad escaso, creado para arder como arde un leño? ¿Quién á Dios hizo Dios?—Lo hizo el acaso. Porque el acaso á mí me hizo pequeño gusano ¿he de sufrir eternamente, yo que á la vida desperté inocento?

### XVI

¡Muertos! Dejad las hondas sepulturas, y sin andar y sin mover la planta, con recta rigidez sin conyunturas, con muerto rostro que al cobarde espanta, venid á mi alredor, momias impuras, que nada teme el que á los tumbas canta. ¡Muertos, dejad la fosa tan temida. y con ayes de muerte dadme vida!

### XVII

Vuestro sudario levantar deseo y mirar lo que cubre hondos arcanos; quiero creer y á mi pesar no creo; si sois una verdad, restos humanos, yo busco lo verdad, y sólo veo podredumbre, cenizas y gusanos. ¡Qué! ¿no tenéis de la verdad la clave? Pero si polvo sois, ¿qué el polvo sabe?

## XVIII

Nada es el hombre. De la nada llega y á la nada se va. Su desgraciada vida, es la nada y en la nada brega. Delirio es su razón, su ciencia nada; su sér es polvo con que el hado juega; su ridícula momia está formada de carne y nervios y de sangre impura; su alma es lascivia, su ambición locura.

#### XIX

¿Conque nada soy yo? ¿El sér que aliento es sombra que en la sombra se desliza? ¿Puño de tierra que dispersa el viento? ¿Engañoso fantasma de ceniza? ¿Burbuja de jabón que en un momento desbarata al cruzar leve la brisa?...

No quiero á ese futuro resignarme, quiero, antes que ser nada, condenarme.

# XX

Yo quiero morir. Quiero un destino eterno, como Dios que me ha formado: yo siento un alma en mí; soplo divino, soplo inmortal, porque el Señor lo ha dado quiero, al dejar mi terrenal camino, ir al mundo imposible que he señado; quiero la fe que el corazón desea, no quiero duda ya. ¡Maldita sea!

### XX1

¿Por qué, insensate, mi razón se agita de necia duda en el inmundo cieno? Si busco la verdad, ella fué escrita con la sangre del mártir Nazareno. Del réprobo la tumba está maldita, y la tumba temida es para el bueno un espléndido faro de esperanza, un génesis de eterna bienandanza.

# A CRISTINA

EN SU RECEPCIÓN DE PROFESORA DE PRIMERAS LETRAS

Miras al fin coronada por la gloria tu ambición; y ya, joven aplicada, tienes la misión sagrada de propagar la instrucción.

Inflamado de contento, hoy tu padre te acariña: porque premia tu talento los sacrificios sin cuento que hizo por ti desde niña. Bendijo el Omnipotente, noble joven, la insistencia de tu aplicación ingente, poniendo sobre tu frente la corona de la ciencia.

Esa corona que alcanza tu instruccción grande y notoria, es, Cristina, tu esperanza; porque ves en lontananza tu nombre escrito en la historia.

El porvenir no te aterra; porque en tu cándido anhelo, para tus ojos encierra olas de flores la tierra, mares de estrellas el cielo,

Sigue en tu afán de aprender conquistándote renombre; que la virtud y el saber elevan á la mujer hasta el respeto del hombre.

Sigue, Cristina, adelante, y aunque el estudio te abrumo, estudia, estudia constante, que la belleza ignorante es una flor sin perfume.

La belleza es flor, Cristina, que el tiempo marchita y trunca; pero el saber que ilumina el alma, nunca declina; porque eso no acaba nunca.

# EL MENDIGO

Y las fiestas y el contento con mi aconto turbo yo. Espronceda.

 $\mathbf{I}^{\cdot}$ 

De invierno era noche. La luna bañaba con luces divinas su casto ropón; el éter cerúleo su toldo bordaba de estrellas tremblantes de tenue fulgor.

Con hilos de escarcha tejió el horizonto un lienzo precioso de blanco ormesí, que en nieve trocaba las crestas del monte y en líquido aljófar del campo el tapiz.

Todo era silencio. Ni un ave medrosa turbó con su canto la triste quietud: allá en lontananza se veía en una choza de hoguera brillante fumífera luz.

Al pie de un encino, al que hace pedazos sus frondas resecas el soplo invernal, las hebras de nievo dejando en sus brazos, y témpanos duros de limpio cristal, descansan dos seres de aspecto humildoso; ¡exóticas hierbas de extraño plantel! Un pobre mendigo que vela afanoso el sueño á una virgen, mendiga también

Los viles harapos, la turbia mirada, la barba canosa, la histérica faz, el cuerpo inclinado, la frente rugada del viejo, revelan su agudo pesar.

A la que se duerme vestida en el suelo su brazo le sirve de almohada esta vez; el cándido rostro le cubre su pelo, el rostro que baña mortal palidez.

Su talle, que celos causó á las hondinas, lo arropan girones de brusco sayal; la sangre enrojece sus plantas divinas que en luengo camino llegáronse á hinchar.

«Dime: ¿por qué sufres, niña desgraciada? ¿Por qué el infortunio tu euna meció? ¿Por qué secó el hambre tus formas de hada y llanto salobre tu faz escaldó?

¿Eres azucena crecida entre abrojos? ¿paloma que trajo misión de llorar? ¿ó ángel que Cristo miró con enojos y vienes, sin culpa, al mundo á penar?»

Así habló el anciano: sus nervios crispados movióles un fuerte, convulso temblor; entonces sus ojos sin luz, empañados, brillar un momento los hizo el dolor. Separó del restro con mano amarilla de su hija el cabello sedoso, sutil; besó de la virgen la flaca mejilla, volvió con la crencha el rostro á cubrir.

Clavó en las estrellas la vista indignada, los puños con ira temblante cerró, y puso en la joven después su mirada y plática triste consigno entabló.

#### II

Duermes en sueño profundo; duérmete, ángel de dolor, que mendigos por el mundo vamos errantes tú y yo, como ecos en las montañas, como secas espadañas á merced del vandaval; como dos plumas caídas, como dos olas perdidas sobre borrascoso mar.

Todo calla. No se mueve ni la luna en el zafir; bajo sabana de nieve parece el orbe dormir. Cuan dichosos los pastores que tal vez hablan de amores al calor de aquella luz; sólo yo, pobre mendigo, me hallo sin pan, sin abrigo, en horrible senectud.

Yo que de oro, de placeros, otro tiempo disfruté, y entre amigos y mujeres años felices pasé; yo que á nadie respetaba, porque grande me crei, ahora viejo, miserable, pobre harapo despreciable, todos se burlan de mí.

Yo que en batalla tremenda con imponente quietud, vi de la metralla horrenda fragar la siniestra luz, y en débil barco indefenso afronté del mar inmenso la iracunda tempestad, hoy de puerta en puerta plaño y hasta de un niño el regaño me hace ¡cobarde! temblar.

Canto excelso de victoria con voz robusta entoné y obtuve lleno de gloria un renombre... ¿para qué? ¿Si me llaman hoy Mendigo, si á la humanidad hostigo con mi constante pedir? ¿si cual de réprobo inmundo sin semejante en el mundo huye la gente de mí?

De mi, que de los salones era el orgullo, la luz, y en espléndidas reuniones derramé la beatitud. Hoy si muerto de hambre llego donde hay baile, bulla, juego, y les grito: Socorred al desgraciado, mi plaga en aurea copa que embriaga es una gota de hiel.

¿Qué se hicieron las brillantes horas de felicidad?

Las mujeres incitantes los amigos ¿dónde están?...

Fué fantasma que risueño á través de torpe sueño mis sentidos fascinó; fué meteoro refulgente, que en un cielo transparento para opacarse brilló.

Aérea imagen de vapores, sueño brillante de ayer, lindas sombras de colores con las que yo deliré; recuerdos de nuestra gloria que torturan la memoria del pordiosero infeliz; marchad, placeres perdidos, fantasmas de fuego, idos, idos, fantasmas, de aquí.

Hoy mendiga el que antes daba, y se humilla el que humilló, que el mundo que le adulaba de desprecio lo cubrió; y al morir sus ilusiones deboró las decepciones de la infame ingratitud, y en su camino de abrojos. le hace postrarse de hinojos, de su miseria la cruz.

De cuinta dicha inefablo me hizo la suerte gozar; pero la suerte mudable y pérfida, como el mar, trocó mi orgullo en flaqueza, en miseria mi riqueza, mi placer en expiación. Hoy, devorado de hastío, hambre tengo, tengo frío, tengo luto y maldición.

Sombras de oro que abrillanto con mis lágrimas, ihuid! porque si os miro, me espanto de mi existencia infeliz. A que un instante la mente os acariñe ferviente venís en loco tropel? Así irritáis le memoria, vagos fantasmas de gloria, para marcharos después?

Dejadme en triste destierro sin amigos, mendigar, y recibir como perro un vil mendrugo de pan;



El cuerpo inclinado, la frente rugada del viejo revelan su agudo pesar...

(Pág. 300)



mendrugo que yo devoro empapado con el lloro que brota del corazón, y... ¡piensan todos en tanto que es de gratitud el llanto que arranca la indignación!

Al mendigar miserable, que no tengo un alma creen, y que harapo despreciable, mi orgullo de hombre dejé; mal conoce el que se engaña todo el veneno que entraña un corazón infeliz.
Es mi eterna pesadilla, á quien una vez me humilla, humillarlo mil y mil.

Por qué à la suerte le plug mi soberbia mancillar?... ¡Oh! si pudiese el mendrugo devolver al que lo da! ¡Si me viese en un momento joven, tuerte y opulento para saciar mi rencor, feliz entonces muriera, que yo per vengarme diera... de mi hija la salvación!»

## III

«¿Mi hija?... ¡No!... ¡loca demencia! infortunada criatura, bastante es tu desventura

con deberme la existencia.
Flor de blanca trasparencia cuyo purisimo seno está de lágrimas lleno; mañana tal vez la ola del ábrego, tu corola arrastrará por el cieno.

Triste imagen de la muerte, infeliz! te ha puesto el hambre, y débil como el estambre ya no puedes sostenerte. ¿Para penar de esta suerte de los cielos descendiste? Antes de nacer ¿qué hiciste, que sufres con un mendigo de su pasado el castigo que tú nunca mereciste?

Dios á vagar por el mundo te condena, pura ninfa, como la diáfana linfa, que corre entre fango inmundo. Mas del viejo moribundo si la vida se derrumba y entre los dos una tumba pone inflexible el destino aislada en el torbellino, qué harás cuando yo sucumba?

Tus labios, tal vez mis ojos cerrarán, virgen preciosa; tal vez tú al hacer la fosa lanzarás, hija, de hinojos ayes mil que el alma esconde, y al ver que nadie responde tomarás por compañero mi bordón de limosnero para ir...; qué sé yo adónde!

¿Qué porvenir se te espera si el hambre tu orgullo abate? Quizá lúbrico magnate con su oro te hará ramera, y aunque pobre limosnera serás su amante; en seguida te dejará envilecida, y tendrás, hija, que ser, vaso inmundo de placer flor de todos escupida.

Si desde la excelsa cumbre del pudor, al precipicio ruedas, y de infando vicio ardes en la horrible lumbre, trocarás en podredumbre tu pureza virginal; un torcedor infernal te matará, desgraciada, y morirás devorada de lepra, en el hospital.

Tan horrorosa pintura me hace el corazón pedazos, mejor te ahogo en mis brazos: ¡muere!... pero muere pura! Que de mi infame locura venga el patíbulo en pos; No hemos de sufrir los dos, aunque execren mi memoria; vete sin mancha á la gloria, ¡magüer me condene Dios!»

#### IV

Al decir esto, solloza y estrecha convulsamento el cuello de la inocente que al pie del árbol reposa.

Ella siente en su carganta la opresión, deja el letago, arroja un ¡ay! muy amargo y rápida se levanta.

Con dulce rostro patético á su anciano padre mira y su padre la retira y corre loco, frenético,

Y se golpea el corazón, y al cielo eleva sus ojos. Y después cae de hinojos y grita: ¡perdón!... ¡perdón!

#### $\mathbf{v}$

Del igneo sol sublime brillaron los fulgores, los gélidos carámbanos su lumbre destruyó; abrieron sus corolas de púrpura las flores, su cántico mandaron al tul los ruiseñores de Febo saludando el rostro bienhechor.

Ya no triste neblina el horizonte empaña, del cerro se descubren los riscos del coral; el césped reverdece, revive la espadaña y brincan las ovejas con gusto en la montaña y marchan los pastores con gusto á trabajar.

Está radiante el cielo, preciosa la natura, y todo ya parece al mundo sonreir: extiende el campo rica alfombra de verdura, y de perfume llena el aura que murmura, jugando da sus besos al nardo y alelí.

En tanto se divisan en densa lontananza á nuestros dos mendigos un monte trasponer; el pobre viejo débil en su blago descansa y sigue silencioso, sin fe ni venturanza su marcha por el mundo, maldito para él.

### VI

Seguid, seguid viajeros desdichados por el yermo fragoso de la vida, que todos, cual vosotros, desgraciados tenemos alma por la pena herida; y con los ojos de llorar cansados, con la esperanza de placer perdida y con el mundo en perdurable guerra, todos vamos mendigos por la tierra.

# LA VOZ DEL INVÁLIDO

1

Bajo la sombra de sauz añoso frente á un albergue rústico apartado, se hallan un joven de naciente bozo, y un viejo descreído, mutilado.

Los surcos de la frente marchitada, las escépticas frases que congelan, la irónica sonrisa y la mirada del viejo, su pasado nos revelan.

El apuesto garzón, el casi niño, con marcada humildad escucha atento al anciano, que lleno de cariño le dice así con paternal acento:

II

Con que, Andrés, ¿vas á partir? ¿Se torna el rapaz en hombre? ¡Bien!... Escucha y no te asombre, Andrés, lo que vas á oir. En el revuelto Océano en que fui náufrago un día, quiero que lleves por guía la débil voz del anciano.

No cual clérigo profundo evangelizarte anhelo; la virtud es flor del cielo que se marchita en el mundo.

No de ilusiones que halagan te hablaré, ni de moral; quiero, Andrés, que no hagas mal ni dejes que te lo hagan.

Franklin dijo en parte alguna, hablando del mundo, que:
«Lo que salva no es la fe, sino el no tener ninguna.»

No creas consejos ni apólogos, busca siempre la verdad; la fe, chico, es necedad que llaman virtud los teólogos.

Yo no te aconsejo el vicio; el que mal hace, mal halla; quiero que vistas con malla tu corazón tan novicio.

Y ya que tus tiernos años están flacos de experiencia, escucha, Andrés, con paciencia la voz de los desengaños. También locas ilusiones mi juventud conmovieren, y las que ilusiones fueron son ya negras decepciones.

Por eso en estulta calma descreo todo con cinismo, porque el torpe escepticismo viento es que congela el alma.

Tú vas á la corte. Allí activo en tu bien rebúllete, consérvate, aséate, instrúyete, y vive, Andrés, para ti.

Obra mucho y cierra el labio, que llega á su fin más pronto, con su actividad el tonto, que con su pereza el sabio.

Es la corte cosa brava, todos mal de todos piensan. Los enemigos comienzan Donde la nariz acaba.

Tú allí con muy buenos modos sé expansivo, sé jovial: de todos piensa muy mal; pero habla muy bien de todos.

Que mascarada es completa la corte que veo con asco, y sufre allí más de un chasco quien no toma su careta,

Allí es el afeite aseo, sinceridad el cinismo; la locura excentricismo, la adulación galanteo.

Se le llama bueno al bobo, se llama al miedo prudencia, se llama la charla ciencia, se llama finanza al robo.

Alli en duda has de poner la castidad del beato, la mansedumbre del gato, la virtud de la mujer.

Allí todo es falsedad. «Vanidad de vanidades», allí abundan nulidades rellenas de vanidad.

Todos quieren que su nombre á los hombres envanezca, y no hay hombre que merezca llamarse siquiera hombre.

Que de aquella sociedad, llena de lodo y materia, es muy grande su miseria y mayor su vanidad. El hombre, tenlo presento, en eso mundo hostigoso, hace un viaje muy penoso y no medra si no miente.

Ese tránsito empalaga: que molestan en el viaje, los ricos con su carruaje, los mendigos con su plaga.

Y maguer razón te sobre, en la sociedad, buen chico, evita el odio del rico y la intimidad del pobre.

Mas si das á la indigencia, nunca la humilles cruel; porque es dificil papel el papel de Providencia.

Saber dar es gran virtud, y dar sin tacto es locura: lo que se da sin finura, se acepta sin gratitud.

Hay favores tan sin gracia, que dejan huella sensible en el alma, y más horrible hacen ellos la desgracia.

Muchos hay que dan lo suyo por cálculo ó vanidad, pero, hijo, esa caridad, es la virtud del orgullo. Nunca des con mira doble; porque el hombre desgraciado es un objeto sagrado para quien tiene alma noble.

La desgracia lenifica sin esperar gratitud; porque, Andrés, la ingratitud á la caridad deifica.

l'us apuros, si los tienes, cuenta al que cuente reales; es decir, cuenta tus males sólo al que los torne en bienes.

Nunca vistas con descuido; porque en la corte deshonra más que una mancha en la honra una mancha en el vestido.

Tu lujo empero modera, no al lujo te entregues, no, mira que el lujo empezó por unas hojas de higuera.

Cuida y no te faltará; da poco y no se te olvide, que quien da á todo el que pide pide al fin á quien no da. Ten siempre el bolsillo á tasa, para que siempre algo sobre; porque, Andrés, el hombre pobre, de pobre hombre nunca pasa.

Del placer haz poco uso, si ilusión quieres tener, que abusando del placer no hav placer en el abuso.

Por si acaso en sueño cálido buscas de Marte la gloria, voy á contarte la historia á que debo estar inválido.

Allá en mis años mejores se encendió lid fratricida, porque á mi patria querida plugo cambiar de opresores.

Del patriotismo la llama ardió en mi pecho de tierra. Marché, Andrés, y en cruda guerra reñí, como perro en brama.

El éxito no fué malo: vencimos á los traidores, y volví, pisando flores, con una pierna de palo. Cubierto de gloria, chico, dejóme el gobierno cruel; chabía de comer laurel como si fuera borrico?

Otros con férvido arrojo la victoria celebraron. Oro y destino pescaron, y yo quedé pobre y cojo.

Así es la guerra maldita: á muchos les da oropeles, y carruajes y corceles, y á otros las piernas les quita.

Vengué yo ajenos agravios y al fin ¿que saqué?... ¡Desprecios! la guerra la hacen los necios en obsequio de los sabios.

No seas de los que combaten, pero odia á los que se rindan; pues sacan más los que brindan, que los tontos que se baten.

A la guerra, Andrés no vayas, y sin luchar vencerás; porque un brindis vale más que el humo de cien batallas.

Está la patria hecha trizas con tanta gente malévola y del brasero de Scévola no quedan ya ni cenizas. Es un loco temerario el que anda entre los cañones: es mejor en los salones esgrimir el incensario.

Si por figurar te apuras, lisonjea á los beneméritos, y fía más que de los méritos de tus buenas coyunturas.

No te oirán si no te encorvas: ya que ellos tienen, Andrés, las orejas en los pies, ten el talento en las corvas.

Para que á ciegas no andes, te aconsejo por mi nombre, dejes tu grandeza de hombre con todos los homdre-grandes.

La dignidad no conviene, ni la honradez hijo, de Eva: quien no adula no se eleva; el que no es vivo, no tiene.

Si no estás en gran bonanza, no busques, hijo, mujer; el pobre ha de mantener solamente la esperanza.

El amor es gran locura, y el bendito matrimonio lazo que tiende el demonio y convierte en soga el cura.

El consorcio, en conclusión, para un pobre es grave mal, y su tálamo nupcial túmulo es de la ilusión.

Nunca el marido descansa y sus sacrificios crecen: pero ellos no se engrandecen porque con ellos no alcanza.

Tú pondrás del ara encima tu indepencencia sin juicio, y ese inmenso sacrificio ninguna mujer lo estima.

Es feliz quien por fortuna mujer buena tiene, Andrés: pero más dichoso es el que no tiene ninguna.

Amor es mentida flama, la gratitud no parece: sólo, Andrés, una madre ama y sólo un perro agradece.

Mas si tú afectos deseas, te lo digo con dolor, cree hasta en el amor, pero en la amistad no creas. Con experiencia lo digo, Andrés, consérvalo impreso: un libro, un perro y un peso forman un completo amigo.

Los que el mundo desconocen dicen, sobrino, que es fama, que en la cárcel y en la cama los amigos se conocen.

En cualquier situación seria tendrás número importuno de amigos, mas no habrá uno cuando estés en la miseria.

La amistad es falso cobre, la amistad, óyelo, chico, forma la ilusión del rico y el desengaño del pobre.

La amistad, en conclusión, la amistad, tenlo presente, es, sobrino, un accidento del oro ó la posición.

Quien fuera en la vida cero no tendrá un amigo, Andrés; si el dinero amigo es, sé amigo tú del dinero.

Mejor que un peso ten dos, no hagas mal por egoísmo, y duda hasta de ti mismo... Vete, y... ¡bendigate Dios!

#### III

Un instante después, por el camino triste á un jinete galopar se veía, y un viejo de mostacho blanquecino con la vista al jinete perseguía.

Cuando ni el polvo que el corcel alzara pudo el viejo mirar, sintió que ardiente gota de llanto resbaló en su cara, y suspirando doblegó la frente.

«Y ¿qué será de ti?»—exclamó el anciano.— Tu incierto porvenir ¿por qué me altera?... Corre á luchar con ese mundo insano; vete á sufrir la suerte que te espera.

La lucha con el mundo no te asombre, hombre no es el que luchar no sabe; porque nació para luchar el hombre como nació para volar el ave.

Jamás el hombre del destino obscuro el negro velo levantar espere; nvuelto entre la sombra está el futuro... hombre es lo que la suerte quiere.»

# LA MUJER

Ei vidit Deus quod erat bonum.

I

Ha terminado la creación sublimo el Ser que habita en la sublime altura: al virgen seno de la tierra oprime blando corsé de sin rival verdura.

Rico traje talar de ricas flores cubre la tierra que bendijo el cielo, y fantásticas gasas de vapores á su faz virginal forman un velo.

De joyas mil y de esplendor cubierta la virgen pura que el amor atiza, ataviada con lujo se despierta y á Dios le manda su primer sonrisa.

Un himno sacro la natura tiene: doquier se eleva con celeste encanto de tropa de aves el cantar perenne, arrullo de olas semejando un canto.

Están los goces en la tierra impresos; se oye en vez del rumor que alza el gentío vaivén de hojas remedando besos, sonrisa de auras, murmurar de río.

Y brinda la diamela su fragancia, el bulbú sus canciones orientales, y sus perlas la aurora en abundancia, y el granado sus frutos de corales.

En el rojo carmín de gayas flores tiembla el fino cristal abrillantado, y en su cáliz alados trovadores se achispan con licor azucarado.

Libando el néctar que la flor encierra, ebrios al fin modulan sus cantares que en el vapor, aliento de la tierra, se elevan de la gloria á los altares.

A los bucles del árbol que Dios riza hilos de escarcha miranse enlazados, hilos de escarcha que al mecer la brisa un regio sol convierte en opalados.

Extiende el mar alfombra de cristales; cintas de plata el gemidor riachuelo, y la tierra sus pombas virginales mira el espejo que la ofrece el cielo.

El espejo le dice que es hermosa; ella feliz perfuma sus pensiles, y su seno de novia pudorosa acarician los jóvenes Abriles.

De su cándido amor la esencia pura brinda la virgen con sin par terneza, porque su amor excede á su ventura, y su ventura excede á su belleza.

Aun no lastima el azadón su entraña, aun no hay Diciembre de tristeza lleno. ni de Adán el sudor su rostro empaña, ni la sangre de Abel mancha su seno.

Ni recibir cadáveres espera, ni el rimbombar del rayo le estremece, ni bebe aún la lágrima primera, ni la mano del tiempo la encanece.

### H

Mundos de luz en el etéreo espacio donde el Ser poderoso tiene excelso palacio. giran y arroja el sol esplendoroso un torrente de chispas de topacio.

De ese sol en la cúpula brillante el Artista Supremo inclinase anhelante, y en la fruición de su placer extremo sonrie al ver la tierra exuberante,

Contempla más la obra primoresa que tierno ha bendecido con mano cariñosa, y cansado de ver, queda dormido sobre el crespón de nube vaporosa. Soñando ve que entre vapor se eleva fantástico, risueño, ángel de forma nueva, y embebecido en tan precioso sueño forma el señor á la preciosa Eva.

Y de amor y de hechizos rebosando dió principio á su historia una mujer, brotando del *Fiat* creador que balbució soñando el Poeta Supremo de la gloria.

Despierto ya de su soñar prolijo admiró á la hermosura, y entusiasmado dijo, en un arranque santo de ternura: de una Hermosa mujer quiero ser Hijo,

# III

Lindo vergel encantado más que terrenal, celeste, por el Eufrates regado y por el Tigris bañado está del Asia al Sudeste.

La Omnipotente creadora dejó à la tierra caer, de su mano bienhechora, los encantos que atesora el encantado verjel. Divina, hasta la quimera, formó el Señor de improviso esa divina pradera, para que allí residiera el ángel del paraíso.

Tan rico pensil mantiene on sus bosques de azahares, do á jugar el aura viene, la dicha, que allí perenne dejó entre rosas sus lares.

Junto á ese Edén soberano emporio de encantos mil, es triste el Syonah tebano, triste el oasis africano, triste de Dafne el pensil.

Que el placer se diviniza en aquel nido de amores, donde tiene una sonrisa el aliento de la brisa perfumado por las fiores.

No el cano tiempo la huella pone de sus plantas graves en osa mansión tan bella, porque el reloj que hay en ella es el trino de las aves.

Dios, en fantástico sueño, lleno de amor é idealismo, ese pensil tan risueño lo formó con arduo empeño excediéndose á sí mismo. Al hacer la gloria nueva, los goces que de ella salen á todas horas renueva, para que las horas de Eva sonriendo se resbalen.

#### IV

En su lecho de rosas sin espinas, destrenzada la hermosa cabellera y desnudas las formas peregrinas, duerme inocente la mujer primera.

Narcotizala sueño delicioso, y su aliento riquícimo de aroma, un movimiento imprime voluptuoso á su túrgido seno de paloma.

Y de su rostro el óvalo divino sombrean apenas las pestañas rizas, y el carmín de su labio leporino perlas prodiga al prodigar sonrisas.

Los negros bucles que rizó natura contraste forman con la nívea espalda, y su breve, ternísima cintura de un querubín cupiera en la guirnalda.

Y sus trémulos pechos inflamados placer provocan y al deleite incitan, y sus brazos y muslos torneados del frágil hombre los deseos irritan. Porque atesora hechizos incitantes, y está en su desnudez tan hechicera, que al contemplar sus tormas irritantes la misma castidad se conmoviera.

Mucho provocan su redondo cuello, el tinte que enrojece su mejilla, y el crespo copo de sedoso vello do el azabache entre la nieve brilla.

Su tez de raso fresca como rosa, es más limpia que rayo de la luna, porque hizo Dios á Eva tan hermosa como no es ni será mujer alguna.

De belleza ideal tipo perfecto no hay en la gloria un ángel como ella, pues plugo á Dios formarla sin defecto, que al fin para eso la soñó tan bella.

#### V

Rasga el Eter su cortina diamantina; cesa de la gloria el coro.
y ángeles abrillantados con luz del iris bañados descienden en lluvia de oro.

Y rebosando contento en el viento, bajan aquí de improviso, porque les dió la misión Dios, de hacer un corazón al ángel del paraíso.

Forman un círculo ingento al frente de la virgen sin vestir, y reflexivos y graves, con voz de música de aves, comienzan á discutir.

¿Como un corazón formar sin par? y van y vienen razones; porque anhelan, con razón, hacer á Eva un corazón mejor que sus corazones.

## VI

Ardiendo en baja, rastrera ira el ángel réprobo que osando ser as que el Dios alto que el cielo admira, por su soberbia maldito fué.

Aquel que lleno de luz de cielo en las tinieblas su luz bañó, porque audaz dijo con loco anhelo, lleno de orgullo: ¿quién como yo?

Aquel soberbio que en su demencia del Dios eterno quiso el poder, y hoy se retuerce en la impotencia bajo del catle de San Miguel; aquel lucero de luz de aurora que del infierno cayó al nadir, y que ángel antes, demonio ahora, en noche eterna rabia infeliz;

aquel de orgullo genio fecundo, antes luz bella, ahora Luzbel, que en guerra vive con Dios y el mundo porque en orgullo su infierno fué;

aquel que en trono de fuego brilla, aquel soberbio rey infeliz, aquel vencido que no se humilla, aquel que nunca deja la lid;

ese ángel malo su ira subleva, que el coro de ángeles mira bajar, y mucho teme que el ángel-Eva al hombre que odia feliz hará.

Mas luego en gozo su ira transforma, un plan inicuo le hace reir; recobra de ángel su antigua forma y al grupo angélico viénese á unir.

.

2

Tras de larga discusión el coro alado convino en tomar sin distinción lo mejor, lo más divino, para hacer el corazón.

VII

Un ángel luz de la aurora puso en el regazo tierno de la virgen seductora, y la majestad traidora sombra puso del infierno.

Azucena blanca, ilesa, otro ángel al seno echó; y el demonio con presteza, para manchar su pureza, iracundo la escupió.

Otro ángel llegóse luego y un ampo de castidad puso allí con gran sosiego; pero de lujuria el fuego echó el rey de la maldad.

De No me olvides la flor, orgullo de la pradera, puso un ángel con amor, y Satán en su rencor lo mezcló la adormidera.

Un suspiro de ternura y lágrimas de consuelo puso un ángel de ventura, y el genio de la amargura puso de crueldad el hielo.

Vino un ángel candoroso, y echó la sinceridad en el seno primoroso; pero el demonio envidioso puso allí la falsedad. Linda gota de rocio, que temblaba en un clavel puso un ángel, y el impio Lucifer, lleno de hastio. echó una gota de hiel.

Puso un rayo de esperanza, que contra la pena escuda, un ángel de venturanza, y Satanás sin tardanza sopló el fuego de la duda.

Un ángel lleno de unción, vino á poner con violencia sacrosanta abnegación, y el demonio esta ocasión arroja allí la exigencia.

Un céfiro recogido del bosque en las soledades puso un ángel bendecido, y Satán mezcló atrevido un puño de tempestades.

En suma, el coro precioso, cuanto halló de bello y noble dió al corazón, y envidioso puso el ángel rencoroso cuanto halló de vil y doble.

Cumplieron ya su mision los ángeles, y por eso

uno con santa emoción besó á Eva al corazón, y Satán le dió otro beso.

Terminada así la historia, ningún ángel emprendía el vuelo, porque es mémoria, que amaron más que su gloria á la vestal que dormía.

Pero al fin á su morada triste el grupo se elevó, y dando una carcajada la majestad endiablada, en el infierno se hundió.

#### VIII

Despierta la sultana de las flores, la artística beldad, el sér divino, y ve brillar sobre el azul ingente, en mares de colores, de regio sol la fecundante frente.

Plumados trovadores nadando en el espacio cristalino, con canto diferente de Eva saludan el feliz destino. Sin tempestad la copa del Océano, la rosa sin abrojos, y sin nubes un cielo soberano, se ofrecen de la virgen á los ojos.

Su terrenal Edén placer le inspira y exhalando ternura, virgen como ella la creación admira á la virgen-creación, como ella pura.

Y su mirada tiende por los prados, los mares y montañas, y todo lo sorprende; pero sintiendo que su planta besa

un lago que se duerme entre espadañas, inclina la cabeza, y al ver su rostro impreso de ese lago en los límpidos cristales,

inflamada de orgullo hasta el exceso, exclama en sí gozándose:

Soy más hermasa yo que todo eso,
y permanece extática admirándose.

## IX

Allá en lontananza resuena un silbido agudo, siniestro, que infunde terror: el ave medrosa se oculta en su nido. temblando en su broche se oculta la flor.

Silbido que helara de espanto al infierno: semeja al silbato que sopla tal vez el rey de la sombra allí en el averno, llamando á las furias en torno de él;

silbido que oigo á veces soñando; silbido que finge fatídica voz de locomotiva, que vuela llevando las almas precitas que Dios condenó.

Horrible serpiente con furia le arroja, reptil que se arrastra en lenta espiral, y en marcha tortuesa ya plega ó afioja de anillos jaspeados la serie fatal.

Su chata cabeza, horrible, aplastada, encubre prudencia y astucia á la vez: congela su aspecto y tiene erizada de granos menudos la gélida piel.

En torpe bostezo histórica mueve saeta que oculta ponzoña letal; sus ojos pequeños, redondos, en breve instante fascinan, matando quizá.

Reptil asqueroso que el alma horroriza, y seca á su paso la púdica flor, y deja por huella zig-zag de ceniza y vuelve tabaco del musgo el verdor.

Se acerca el enorme, gigante gusano al sitio do se halla el ángel-mujer, que viene á dar cima, astuto é insano, á la obra maestra del ángel Luzbel.

La horrible serpiente, callada, medrosa se enreda en el tronco de un árbol gentil, y hablando á la virgen con voz melodiosa entabla con ella un diálogo así:

 $-\mathbf{X}$ 

-- Por qué con tu propio halago te muestras, Eva, ergullosa? -- Porque me vi muy hermosa en el cristal de ese lago.

—No te negaré, criatura, de la misma gloria emblema, que tu hermosura suprema excede á toda hermosura;

que Dios te arrojó del cielo, mansión divinal de arcángeles, para evitar á los ángeles las consecuencias del celo.

Y hasta ese sol tan ufano que alumbra la azul esfera, rebarse el fuego quisiera de tu mirar soberano. ¿Ves de ese campo el tesoro riquísimo de esmeralda, y las flores que en su talda abren sus broches de oro?

Pues envidian los colores que tiñen tu faz preciosa, porque eres tú más hermosa que el sol, el campo las flores.

Serpiente de dulce acento,
¿qué yo soy tan peregrina?
Eres, Eva, más divina
que la luz del firmamento.

¿Pero de qué á tu inocencia sirve ese don sin afeite, si no gozas el deleite del árbol que da la ciencia?

Di, mujer, ¿para qué quieres con Adán á cada instante, una existencia ignorante, monótona y sin placeres?

¡Oh! si probaran los dos ese triunfo deseado... —Dios ese fruto ha vedado. —Envidia que tiene Dios.

El fruto que no conoces, esconde el cáliz de flores, el amor de los amores, el delirio de los goces. De vida germen fecundo, mar de ternura sagrado, es un lazo destinado para encadenar al mundo.

Es la luz, es el consuelo, porque á dos almas unidas eleva desfallecidas hasta las puertas del cielo.

-Pero el fruto está maldito. -Porque es fruto de ilusiones que en dulcísimas fruiciones hace gozar lo infinito.

Y ese fruto te asegura que el hombre á quien hoy te humillas adorará de rodillas el poder de tu hermosura.

- --¿Cierto es que ese fruto encierra tantos bienes?
- -Eva hermosa, pruébalo y serás la diosa en al altar de la tierra.

Y ya que altares te erigen tus gracias, cumpla al destino, ángel de origen divino, elevarte hasta tu origen.

Que al mismo Dios, no te asombre, aunque eres débil mujer, disputarás el poder.

—Me voy á tentar al hombre.

### XI

Blanca vestal inocente, raudal precioso de hechizo, gacela del paraíso que fascinó la serpiente. ¡Ay! el demonio inclemente en sus infames antojos, tu pensil trocó en abrojos, y al robar tu bella calma te dejó luto en el alma, te dejó llanto en los ojos.

Paloma de níveo seno
y del ternísimo arrullo,
que el demonio del orgullo
alimentó con veneno.
Luz que refleja en el cieno,
vírgen que de amor te llenas
y el corazón enajenas,
para obtener por tributo
con el placer de un minuto
amargas horas de penas.

Lago de amor, te enturbiaste; esperanza, te perdiste; vapor, te desvaneciste; iris, te desbarataste; lucero, te desquiciaste...

¿Por qué es la hermosura, di, tu perdición? ¿Por qué así te opacas, luna preciosa? ¿Es crimen nacer hermosa? ¡Pobre mujer! ¡ay de ti!

Anfora de rica esencia que inmundo reptil quebró; llama de fe que apagó repugnante descreencia. Arcángel de la inocencia; que vil lascivia convierte en escarnio de la suerte; mujer de Dios bendecida, que das al amor la vida y el amor te da la muerte.

Ave linda, que tu aliento exhalas en dulce trino; flor que á merced del destino vuelas en brazos del viento. Perfume del sentimiento, soñadora cuyo encanto se disipa en el quebranto, que en fantásticos crespones duermes con las ilusiones y despiertas con el llanto.

¿De qué al hombre le sirvió el libro de la verdad, que en aquella soledad el ángel Raziel dejó?... el hombre no puede, no, resistir á tu poder, y con inmenso placer El hombre encuentra en tu gracia su desgracia y tu desgracia. ¡Pobre Adán! ¡Pobre mujer!

#### XII

Ved aquí á la mujer: nació de un sueño; el demonio y los ángeles formaron su corazón, y con fatal empeño de virtudes y vicios la llenaron.

Infierno se volvió su Edén risueño, de su pensil las flores se agostaron, que en liga criminal con la serpiente tentó al esposo y enlodó su frente.

Virgen que al hombre con placer seduce por el placer de verse seducida; arcángel que al abismo nos conduce, demonio que á la gloria nos convida, espejo de ilusión que reproduce el desencanto horrible de la vida. Abrojo punzador, fragante rosa, lindo poema que termina en prosa.

Reina si niega; al conceder, esclava; se conmueve y es dura como roca, es su amor tan ardiente como lava, y su desdén glacial fiebre provoca. Modesta es; la vence quien la alaba; cobarde es; pero se atreve loca, y al verse sorprendida en el delito, negándolo su aplomo es inaudito.

Soñadora ambiciosa y exigente, elige lo peor siempre que escoge; su corazón conquista quien la miente, y quien la adora su desdén recoge; porque embustera y á la vez creyente, la vil lisonja con bondad acoge, y aunque el fuego del genio la fascina la cachaza del tonto la domina.

Sublime en el dolor, falsa en el llanto, mártir-verdugo, ser incomprensible, ángel-demonio de celeste encanto, modelo de bondad, y aunque sensible, ay del que la ama con pasión! que en tanto expira por su amor, ella insensible, con el tormento insoportable juega del infeliz que el corazén le entrega.

Divina flor que oculta en su corola ampolleta de miel envenenada, que el jugo de sus labios de amapola es fuego para el alma enamorada: víctima pura que el deleite inmola en el altar de Astarte depravada; mas de tal sacrificio en el misterio, el secreto se esconde de su imperio.

Que á sus pies el amante se arrodilla

implorando un favor que la envilece, y aunque el amor del hombre la mancilla, cuando su amor no premia, lo agradece: un acto fisiológico la humilla; pero el fruto de ese acto la enaltece, y si fué hija quizá loca y variable, es la madre sublime y admirable.

Sibarita insaciable en la opulencia, en la desgracia resignada y noble, débil que de la suerte la inclemencia sufre con fuerza de gigante roble; conjunto de perfidia y de inocencia, amiga buena, pero amante innoble; pizarra es su corazón de fuego y en él escribe lo que borra luego.

Hija del sueño, la verdad la mata; es nula su razón, loco su instinto; ama por gratitud, pero es ingrata; foco de luz, de sombra laberinto; paloma humilde, pero á veces gata; y siempre igual, versátil sér distinto: misterio santo que el demonio explica, rica en pesares, en placeres rica.

La lisonja servil es su elemento sin que el incienso adulador la obligue, que lo que no conquista el rendimiento con el desdén á veces se consigue: venero de ternura y de tormento, demonio tentador que el hombre sigue; ángel de paz, emblema de concordia, germen precioso de fatal discordia. Humilde sierva con poder ingente, álbum sagrado por Satán escrito, casto rayo de luz, fuego candente, cáliz que empozoñó labio maldito: fué deshonesta, como fué inocente, y nació su pudor de su delito: le dió la castidad blancas guirnaldas. y en el lecho de Adán cayó de espaldas.

Pero si Eva feliz condena al hombre redime al hombre la Mujer María. ¡Bendito sea de la mujer el nombre! Sin la mujer, el hombre ¿qué sería? Todo somos por ella, no os asombre; porque, en fin, la mujer es noche, día, es venero, bezoar, Alpha y Omega, faro que alumbra, resplandor que ciega.

FIN

# INDICE

|                            |     |      |     |       |     |     |    | ~ |      |    | Pags.     |
|----------------------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----|---|------|----|-----------|
| Antonio Plaza, por Juan de | )   | Dios | Pez | a.    | •   | •   | ŕ  | • | •    |    | ш         |
| • • •                      |     | PO   | ESI | AS    |     |     |    |   |      |    | . •       |
|                            |     |      |     |       |     |     |    |   |      |    | :         |
| YoSoneto                   | •   | •    | • * | • .   | •   | •   | •  | • | . •  | •  | 9         |
| Duerme, niño               | •   | •    | •   | •     | •   | • ` | •  |   | •    | •  | 10        |
| Flor de un día             | ,   | •    | •   | •     | •   | •   |    | • | •    | •, | 17        |
| Déjala                     | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •  | • | .•   |    | 18        |
| Un prodigio Soneto. ,      |     | •    | •   | •     | . • | •   | •  | • | •    |    | . 19      |
| No te olvido               | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •  | , |      | •  | 20        |
| Una verdad, - Soneto       |     |      | •   | •     |     | •   | •  | • |      | •  | 22        |
| El usurero y la gallina    | 1   | ólog | 0.  | •     | •   | •   |    |   | 3    | •  | - 22      |
| A la música Himno.         |     |      |     | •     |     | •   | •  | • |      |    | 23        |
| A Gabriel Galza            |     | -    |     |       |     |     |    |   |      |    | 25        |
| Dolce far niente Soneto.   |     |      |     | • • • |     |     |    |   |      |    | 26        |
| Cuento                     |     |      |     | •     |     |     |    |   |      |    | 27        |
| Los héroes Soneto          |     |      |     |       |     |     |    |   |      |    | <b>31</b> |
| Horas negras               |     |      |     |       |     |     |    |   |      |    | 32        |
| Cantares                   |     |      | -   |       |     |     | ·  |   |      |    | 37        |
| Insomnio                   |     |      |     |       |     |     | -\ |   |      |    | 38        |
| Epigramas                  |     |      |     |       | 1-  |     | -  |   | ٠.   | •  | 47        |
| Extravagancias             |     |      |     |       |     |     |    |   |      |    | 48        |
| A J. ***.—En su día.       |     |      |     |       |     |     |    |   | •    | •  | 51        |
| Crápula.                   | . ~ |      |     | Ţ     |     | ·   | •  |   | ·    | ľ  | . 54      |
| Abrojos.                   | •   |      | •   | . •   | •   | · • | •  | • | •    | •  | 59        |
| Amor.                      | •   | •    | •   | . •   | •   | •   | •  | • | •    | •  | 62        |
|                            | •   | •    | •   |       | •   | •   | •  | • | •    | •  | 63        |
| A una Jalapeña.—Soneto     | •   | •    | •   | •     |     | •   | •  | • | •    | •  | 64        |
|                            | •   | • .  |     | •     | •   | •   | •  | • | •. ′ | •  | 67        |
| A una ex bella             | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •  | • | •    | •  | 01        |

# INDICE

| Su recuerdo Canción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         |    |            |      | •   | •   | • |     | • . |     | <b>69</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| Sin fe y sin amor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    | •          |      |     | •   |   |     | •   | •   | 70         |
| Un ángel.—Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •         |    | •          |      | •   |     |   | •   |     | •   | 74         |
| Amor ideal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |            |      |     |     |   |     |     | •   | 75         |
| Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | •  |            |      |     |     |   |     |     |     | 78         |
| Al dejar el colegio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |    |            |      |     |     |   |     |     |     | 79         |
| A un ángel caído Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>).</b> |    |            |      |     |     |   |     |     |     | 80         |
| A una ramera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |            | •    |     |     | • |     | . , |     | 81         |
| 25 de Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |    | • .        |      |     |     |   |     |     |     | 86         |
| El canto del jesuita Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |    | •9         |      |     |     |   |     |     |     | 87         |
| A ***.—Sirvió al imperio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    | ) <b>.</b> |      |     | Α.  |   |     |     |     | 90         |
| Comer y bailar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |            |      |     |     |   |     |     | -   | 90         |
| A Maria la del cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |            |      |     | •   |   |     | •   |     | 95         |
| and the second s |           |    | _          | _    | _   | _   |   |     | •   |     | 99         |
| 77 ( 111 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |    | -          |      |     |     | • | •   | • . | •   | 100        |
| Hojas secas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |            |      | _   | •   | • | •   | •   | •   | 109        |
| El ángel de mi amor So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 112        |
| A Cenobia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | 1   | •   | 113        |
| Ruedas de molino.—Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   |     | 115        |
| T 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 115        |
| Despecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |    | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 120        |
| En la Bruja.—Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 125        |
| Su memoria.—A Rosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | • . | •   | •   |            |
| Dos entierros Soneto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 125<br>129 |
| A la fortuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •         | •  | •          | •    | • . | •   | • | •   | •   | •   | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •  | •          | •    | • . | •   | • | •   | •   | •   | 129        |
| Amor de martir<br>En la bendición de una ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | •  | · C        | •    | •   | •   | • | • . | •   | •   | 133        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inde      | ra |            | neto | ٠.  | •   | • | •   | •   | •   | 136        |
| Dos rivales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | • . | •   | 137        |
| Sombra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 141        |
| El tahur fullero Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 144        |
| A la luna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •,  | 145        |
| Fuego patrio Soneto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • .       | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 148        |
| Canción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | • , | 149        |
| Valle de goces.—Soneto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 150        |
| A***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         | •  | •          | •    | •   | • . | • | •   | •   | •   | 151        |
| Amistad.—Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 153        |
| Somnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 154        |
| El poeta y el fraile Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>).</b> | •  | • .        | •    | •   | •   | • | •   | • . | •   | 156        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         | •  | , ,        | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | 157        |
| El borracho.—Soneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         | •  | •          | •    | •   | •   | • | •   | •   | •   | - 160      |
| Lágrimas y flores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         |    | _          |      |     | _   | _ | _   |     |     | 161        |

|                           | * *  |            |      |     |   |   |       |   |    |     |
|---------------------------|------|------------|------|-----|---|---|-------|---|----|-----|
|                           | 4.   | İNI        | OICE | 2 . |   |   |       |   | 34 | 17  |
| -Nada Soneto.             |      |            | :    |     |   | • |       |   |    | 163 |
| La noche                  |      |            |      |     | • |   | <br>• | • |    | 164 |
| A Inés Nataly.—Soneto.    |      |            |      | ,   |   | • |       |   |    | 169 |
| Lejos de ti               |      |            | •    |     |   |   | •     | • |    | 169 |
| Politeismo Soneto         |      | •          |      |     | • |   | •     |   |    | 171 |
| A una primera dama        |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 172 |
| Siempro sólo! - Soneto.   |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 173 |
| En el campo               |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 173 |
| Epigramas                 |      |            |      |     |   |   |       |   | •  | 180 |
| Virtud y ciencia          |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 181 |
| Enseñanza superior.—Sone  |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 182 |
| A Maria En su álbum.      |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 183 |
| Hosanna à los pillos      |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 185 |
| El jugador de dominó So   | nete | ) <b>.</b> |      |     |   |   |       |   |    | 188 |
| Un embustero.—Fábula.     |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 189 |
| A Soledad Amat Soneto     | ).   |            |      |     |   |   |       |   |    | 191 |
| Luz y sombra              |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 191 |
| En la losa de una niña So |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 196 |
| Arbol sin fruto           |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 197 |
| Consolación Soneto        |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 198 |
| Tus ojos                  |      |            | •    | •   |   |   |       |   |    | 198 |
| A un actor Soneto         |      | •          |      |     |   |   |       |   |    | 199 |
| 16 de Septiembre          |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 199 |
| El buen sentido           |      |            | •    |     | • |   |       |   |    | 206 |
| Epigramas                 |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 209 |
| La ciencia                |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 210 |
| A una actriz Soneto.      |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 211 |
| A Loreto                  |      |            | •    |     |   |   |       |   |    | 212 |
| AdversidadSoneto          |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 214 |
| Los cornudos Apólogo.     |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 215 |
| Epigramas                 |      |            |      |     |   |   | . •   | ` |    | 217 |
| Bacanal                   |      |            |      |     |   | , |       |   |    | 218 |
| Oración                   |      |            |      |     | • |   | •     |   |    | 222 |
| .Pobro de mi!             |      | •          |      |     |   |   |       |   |    | 222 |
| Otra vida Soneto          |      |            |      |     |   |   | •     | • |    | 225 |
| El verdugo                |      |            | •    |     |   | • | •     | • |    | 230 |
| El hombre Soneto          |      |            |      | •   |   |   |       |   |    | 225 |
| Sor Ramona                |      |            |      | .•  |   |   |       |   |    | 231 |
|                           |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 235 |
| Una lágrima               |      |            |      |     |   |   |       |   |    | 235 |
| En la tumba de mi padro.  | So   | neto       | •    | • ' |   |   |       |   |    | 238 |
| A Lüz                     |      |            |      |     |   |   |       | _ |    | 239 |

. .

La mujer.

|                                  |   |     | · . |     |     |     | -   |     |     |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cometas políticos Soneto         | • | •   |     | •   | •   | •   | ,   |     | 210 |
| Blanco y negro                   | • | •   | •   |     | • : |     | •   | •   | 241 |
| A las hermanas Cejudo. – Soneto. | • | •   | •   | •   | •   | ÷   |     |     | 242 |
| Tu mirada                        | • | •   | •   | •   |     |     | •   |     | 242 |
| Pensamientos                     | • | •   |     | , . |     |     | •   | •   | 245 |
| A Rosa                           | • | • . |     | •   |     |     |     | •   | 246 |
| Para un sopulcro:                | • | •   |     | •   | •   |     | ٠,  | •   | 249 |
| _                                | • | •   | •   |     | •   |     |     | . • | 249 |
| A una dama joven.—Sonoto         |   |     | •   | •   | •   |     |     |     | 253 |
| Talento en las corvas            | • | •   |     | . ` | •   | •   |     |     | 254 |
| El cinico y el hipócrita Soneto. | • | •   |     |     | •   | •   | •   |     | 262 |
| A una niña                       | • |     |     | •   | •   | •   | •   |     | 263 |
| Boleras inocentes                | • | •   | •   |     | •   |     |     | •   | 265 |
| El tonto y el sabio. Soneto      | • |     |     |     | • • | •   | •   |     | 268 |
| Para una niña                    |   | •   | •   |     |     |     |     |     | 269 |
| Sandez                           | • |     |     |     | •   |     | •   | •   | 270 |
| La esperanza.—Soneto             | • |     | •   |     | ٠,  | • ; | •   | •   | 271 |
| Llanto                           | • | •   | •   |     |     | ٠.  | •   | •   | 272 |
| Gratitud Soneto                  | • |     |     |     | •   | •   | •   |     | 273 |
| Herminia                         | • | •   | •   |     |     | •   | •   | •   | 274 |
| Desencanto.—Soneto               | • | •   | •   | •   |     |     |     | •   | 282 |
| Asi                              | • |     | •   | •   | •   |     |     | •   | 283 |
| ¡Todo so paga! - Soneto          |   |     | •   | •   | •   |     |     |     | 284 |
| A Matilde                        | • |     |     |     |     |     | . • |     | 285 |
| Palos póstumos.—Fábula           |   | •   |     | •   | •   |     | •   |     | 289 |
| A los muertos                    | • | •   |     |     | •   |     | •   |     | 290 |
| A Cristina                       | • |     |     |     |     | •   |     |     | 297 |
| El mendigo                       | • |     | •   |     |     | •   |     | •   | 299 |
| La voz del inválido              | • | •   |     | •   | ě   | ,   | •   | •   | 310 |
|                                  |   |     |     |     |     |     |     |     |     |

# CASA EDITORIAL

DE

# MAUCCI HERMANOS

PRIMERA DEL RELOX, 1
MÉXICO

# MAUCCI H. MOS É HIJOS

RIVADAVIA, 1435 BUENOS AIRES

# **OBRAS DE AUTORES MEXICANOS**

PASIONARIAS. Poesias de Manuel M. Flores.

EL PERIQUILLO SARNIENTO, por el Pensador Mexicano.

CLEMENCIA, novela de Ignacio Manuel Altamirano.

AMOR SUBLIME, novela de costumbres mexicanas, por Pablo Zayas Guarneros, con ilustraciones.

LEYENDAS HISTÓRICAS NACIONALES.

TOMOCHIC.

AMALIA, páginas del primer amor.

POESÍAS ESCOGIDAS DE JUAN DE DIOS PEZA.

LOS TROVADORES DE MÉXICO. Poesías líricas de autores contemporáneos.

OBRAS DE MANUEL DE ACUÑA. Forman un tomo de poesías con magnificas ilustraciones.

POESÍAS DE ANTONIO PLAZA: Un tomo elegantemente ilustrado.

# BIBLIOTECA DEL NIÑO MEXICANO

Magnifica colección de cuentos basados sobre la Historia de México, de gran utilidad para los niños. Están escritos en tal forma, que su comprensión es facilisima, aun para las inteligencias más rudimentarias é infantiles.

Esta notable colección consta de ciento diez volúmenes con magnificas cubiertas al cromo representando los principales episodios de la historia patria. Además está ilustrado cada tomo con tres artísticos grabados que dan mayor realce á estas interesantes narraciones.



10 157